## COMEDIA FAMOSA.

## POR SU REY Y POR SU DAMA.

DE D. FRANCISCO BANCES CANDAMO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

# JORNADA PRIMERA.

Sale Portocarrero á la Española, con baston, Francisco del Arco, con gineta, todos con banda roxa, y Carrasco, Soldado.

Portoc. Ecia es tu curiosidad, y me cansa tu porfía.

Carras. Es á la lealtad mia, á mi fe y á mi lealtad traicion, que no he de sufrir.

Portoc. Pues no sufras, qué has de hacer Carras. O he de empezar á saber, ó he de acabar de servir.

Franc. Hágame Vueseñoría

Juez árbitro entre los dos,
que es novedad, vive Dios,
despedirse con porfía
Carrasco, habiendo servido
tantos años en su casa.

Portoc. Su locura á tanto pasa,
que se ha dado por sentido

de advertir, que de él recato, con algun rezelo justo, una alhaja de mi gusto. Carras. Diga usted, que es un retrato. Franc. Pues eso os causa disgustos? Carras. Y que he de ahorcarme creo.

Diez años ha que poseo la intervencion de los gustos de Hernan Tello, mi señor. Gobernador de Dorlan, á quien en Flándes le dan tanta fama de valor, como de amante rendido; pues entre una y otra Dama, tiene al mismo paso fama de hombre el mas derretido, y mas ciego de pasion, que hay en el mundo entero, que tiene el buen Caballero de azúcar el corazon. Porque entre otros Caballeros, una Dama, en un festin, le dixo con regintin: Cierro, que me cansa el veros: de Bruselas se ausentó, y no ha vuelto mas allá,

TARAM.

di-

Por su Rey y por su Dama. dirá quando á Flándes no ha pasado

diciendo : qué se dirá de que un hombre como yo, la vez que á servir me ajusto. à alguna Dama galante, no le quite de delante cosa que le dé disgusto? Un dia, con harto frio, en Ambéres abordó. á un coche, que pasar vió por la margen de aquel rio: se pintó tan abrasado. de sus rayos y sus llamas, que dixo una de las Damas: Si estais tan abochornado, templad con esa agua el fuego: y es su locura tan fiera, que sin decir ropa fuera, se zampó en la Esquelda luego; y mojándose bien, hasta que se iba ya sumergiendo, salió muy fresco, diciendo: hice el remedio y no basta: y supuesto, que el ardor empezasteis à curar, obligada estais á dar otro remedio mejor. Siendo estos sus desvarios, que á pagar de mi dinero, puede ser el Caballero. de los tristes amorios: sin mi no supo tenerlos, sufriendo yo al endilgarlos. la fatiga de pasearlos, por el gusto de saberlos, hasta que ha dado unos dias, con terneza y con recato, en mirar cierto, retrato, con graves melancolias, sin permitirmele ver, y eso no he de consentir, pues de qué sirve el servir, si no sirve de saber? Portoc. Ven acá, no es sinrazon, que un tan valiente Soldado, y en el Exército honrado, haya dado en ser bufon? Con lastima considero de tu genio lo estragado,

mejor caballo ligero. Carras. No puedes asegurar, que soy, aunque sea así, bufon; pues fuera de ti nadie me lo ha de llamar. Buton es aquel, á quien otros bufon le llamáron; si á espaldas lo murmuráron. yo lo murmuro tambien. Digo á todos quanto siento, del General al Soldado; si por esto no he medrado, por eso vivo contento. Y la hacienda mas crecida, solo porque mas te asombre, le puede servir á un hombre de pasar alegre vida. Yo la paso, con decir quanto siento, y sin hablar; mas de lo que he de medrar es lo que me he de podrir. Que aquel que afectado vés. es, haciéndose á sí mal, verdugo del natural; y martir del interes. De lo que digo, tal qual, todos de risa se quiebran, y yo, de ver que celebran el que de ellos digo mal. Franc. Carrasco se queja bien, y á mí tambien perdonad;

y á mí tambien perdonad; vuestro amor y mi lealtad la confianza me den, de que sepa mi atencion, quién es la beldad, que pura calificar su hermosura pudo con vuestra eleccion; y de camino sepamos, puesto que á saber venimos, en la Quinta que asistimos, qué huéspedes aguardamos?

Partoc. El Príncipe de Condé, que de valiente y honrado está en Flándes retirado de su Rey Enrique, que arde en loco frenesí, que con su belleza incita

la Princesa Margarita de Condé y Montmoransí; como tan mi afecto es, hoy me ha escrito, que aquí hospede, quanto la tregua concede, a un Caballero Frances, que con fu familia y casa, habiendo el puesto acabado, á los Cantones de Enviado, á ser gran Potestad pasa de Amiens, y aunque es condicion, que ninguno ha de intentar en Pais del otro entrar durante esta suspension de armas y de hostilidad, que hay por dos meses, á fin de conferir en Berlin ciertos acuerdos de paz, por no romper el concierto, del Príncipe se valió, que pasaporte sacó del gran Archidaque Alberto para entrar en sus Paises, en transitos y mansiones, hasta donde los Leones tremolan sobre las Lises. Y siendo Amiens, en la fria margen del Soma, elevada cabeza en la dilatada Provincia de Picardía; y en fin de Dorlan Frontera, quando el pasa destinado á mandar su Magistrado, quizá dañarnos pudiera: que con cautela ó con traza, si es que dentro le hospedase, por menor examinase las defensas de la Plaza. Y así, su estancia ha de ser, porque el cansancio repare lo que el tránsito durare, esta casa de placer. Y pues tu curiosidad saber quiere mis extremos, oye, que así engañarémos del tiempo la ociosidad. Carras. Esos afectos rendidos, que el retrato te debió,

cuenta al Capitan, que yo meteré gorra de oidos. Portoc. Quando España conoció en sus fuerzas (no te espante, que desde aqui el curso empiece. porque divierta y enlace el suceso; pues queriendo divertir ociosidades, no es superfluo lo superfluo. que explica mas lo importante, y no embaraza otra cosa; y si á saberlo aspirares, para saber lo que ignoras, has de sufrir lo que sabes.) Quando España conoció, en sus fuerzas desiguales, la laxîtud con que mueven sus miembros los cuerpos grandes: Y quando advirtió que el suyo, por monstruoso y formidable, inundaba en sus confines del Orbe las quatro partes, tan dilatados sus nervios, sus extremos tan distantes, que está precisada á hacer pasadizo los dos mares, de Naciones tan diversas, de fueros tan disonantes, que en la variedad de humores, tiene escondidos mil males: y dando á esta Monarquía la providencia inefable, no Provincias que se aunen, si Imperios que se derramen, cayó en quán tarde, y qué mal espíritus se reparten desde un corazon pequeño á inmensas extremidades! Y viendo tambien que fuéron en tantas guerras fatales, monumentos de Españoles estos Paises de Flándes, se ordenó, que el Archiduque Alberto de Austria casase con Isabel Clara Eugenia de España gloriosa Infante, y hermana del gran Felipe Tercero, que el Cielo guarde,

Por su Rey y por su Dama.

llevándose estos Estados en dote, con que formase de Casa de Austria tercera otra línea memorable, esperando que con esto al Dominio incorporase otra vez los Holandeses, cuyo ptetexto mas grave, para querer exîmirse del antiguo vasallage, fué, que Principe de Real Familia les gobernase, y formar otra Potencia, que antemuro inexpugnable entre Francia y el Imperio sus impetus rechazase, quedándose unos Paises tan fértiles y tan grandes, que por si resistir pueden de todos sus confinantes las mas armadas. Potencias, 6 terrestres o navales. Y en fin, que España, exîmida del consumo intolerable de gentes y de tesoros, seria imposible enmendase su despoblacion, de quien sus mayores ruinas nacen, siendo en el Reyno la gente lo que en el cuerpo la sangre; que con ella todo vive, y todo sin ella yace. Esta de España fué entónces la maxîma, bien que tarde, quizá por quitar que algunos neciamente murmurasen, que en Saboya y en Lorena pudo casar sus Infantes con herederas de aquellos Estados, donde lograsen las Austriacas Familias tan gloriosos Apanages. No esta digresion te admire, que quizas será importante, no obscureciéndole al mundo la luz de los exemplares; que es la política una Astrología tan facil,

que por lo que fué adivina lo que será; y las edades futuras en las pasadas ciertas reflexiones hacen, con que dexan traslucirse, va que no sea penetrarse; y si judiciaria docta los sucesos mas notables, si como despues los mira, los previene como ántes. No hay perspectiva en el mundo, que en sus léjos no se engañe, que en la propia conveniencia, cuyos ideados realces la imaginacion los finge, pero el tacto los deshace. Como el Sol, que en la pintura promete à fuerza del arte, en la plana superficie, lejanas profundidades, por cuya distancia todas las especies visuales dilatadas se reducen, y dentro espaciosas caben, y at alma á creer su engaño los ojos la persuaden: Si la mano le consulta, conoce que al lino frágil, distancias le dió una sombra, y un borron concavidades: y así, el deseo del hombre le pinta felicidades, llenándole de grandezas los Orizontes del ayre, y en los léjos de las dichas esconde mentiras tales, que imaginadas son bultos, y halladas obscuridades. Digolo, porque el suceso no correspondió al dictamen: y Enrique Quarto, que á Francis de Principe de Bearne heredó (y á quien la liga de activas parcialidades obligó á que el Reyno propio, como ageno conquistase) conoció de sus Franceses en la bulliciosa sangre

109

los espíritus violentos de aquel humor dominante, con que la inquietud pretende acreditar de corage: y quiso, echando á la guerra fuera del Reyno, quitarles la ocasion de que en el ocio internamente mirasen su pólvora revoltosa, que á leves centellas arde, y que empleándose el fuego en Paises confinantes, sobre Extrangeras regiones el aborto rebentase. Porque un Monarca Frances toda la viveza instable de los suyos necesita divertir con novedades: y su abundancia de gente es tal, que en algunos lances, como plenitud nociva, solo busca que le maten algun número, en que pueda de humores desahogarse. Para lograr esta idea, Tropas concedió auxiliares á Holandeses, que resistan á sus propios naturales Señores (ó! en algun tiempo no llegue á experimentarse, que la libertad que ahora desiende quiera quitarles!) Rompió con España, en fin, y fué fuerza que pasasen las Católicas Banderas desde Lombardía á Flándes con el gran Conde de Fuentes, á quien tanto el bronce aplaude de la Fama, que á sus voces ecos serán los Anales, y queriendo por sus hilos herirles, con arrojarles á sus Paises la guerra, así porque retirasen su Exército de los nuestros, como porque el suyo pase á ser de marcial escena el teatro lamentable,

manteniendo de sus feutos al vencido y al triunfante. Pusimos sitio á Dorlan, Plaza casi inexpugnable por sus muros, que de nubes pudieran bien coronarse, quando de rocas unidas son portentosos gigantes, uniendo nervios de plomo, miembros de piedra tenaces. Apénas tiró la cuerda las líneas de los ataques, quando el Duque de Bullon con muchos Duques y Pares llegó al socorro, mandando su Caballería arrogante el Conde de San Pol, joven de prendas tan relevantes. que honra con ser enemigo, pues comunmente se sabe, que el grande enemigo siempre luzo la victoria grande. Todas las cosas del mundo es menester que se guarden para tenerlas, y solo esta prevencion no vale en el honor; porque siendo la prenda mas eseimable, el que quisiere tenerle, es fuerza que haya de darle. Yo que Maestre de Campo pude con mi Tercio hallarme en el sitio, en tanto que saliéron los Generales á estorbarles el socorro, logré la accion de quedarme en guarda de los Quarteles; porque durante el combate, mi gente las avenidas de la Plaza refrenasen. Apénas pues esta marcha comenzaba á executarse, quando el pavoroso estruendo llegué à percibir, que hace en los bridones Franceses aquel rumor disonante de los Corazas que cruxen, y de las bridas que tasquen,

v vi la Caballería del enemigo avanzarse. Desmentida esta sospecha, de una contramarcha; ántes á la Plaza á toda brida, crevendo, que por la parte que yo aguardaba su choque nuestra línea penetrase de nuestros reteres, luego empiezan á destacarse Tropas de Caballería á embarazar su pasage. En quanto alli se entretienen, los dos Tercios principales entre su frente y mi linea se interponen; pero en valde; porque el Conde de San Pol, que coronaba constante la frente á sus Batallones, con tan bizarro corage la rompió en el primer choque, que en retirada cobarde, cargadas apénas pueden de nosotros abrigarse. Espada en mano venia siguiendo el Conde el alcance. para romper con furor nuestros Quarteles, y entrarse en Dorlan, quando saliendo yo á su opósito, con tales mangas de mosquetería rocié, que fuéron bastantes, granizando en plomo lluvias, y en humo densos volcanes, á que sus cóleras quiten y sus impetus rechacen; y á este abrigo pues pudieran prontas volver á formarse nuestras Tropas, que feroces renováron el combate. Dexo aparte, que sué nuestra la victoria; dexo aparte, que se tomó por asalto la plaza, que incontrastable pareció; y callo que fuí, pues todo el orbe lo sabe, el primer Español, que hizo ver sobre sus homenages,

con las Armas de Borgoña, cruzados sus tafetanes. Que por premio de esta accion el Conde quisiese honrarme con el gobierno, pues esto de vuestras curiosidades no hace al caso, solo al caso de nuestros discursos hace saber, que preso y herido en aquel pasado lance quedó un bizarro Frances, cuvo denuedo galante le obligó á que en las filas primeras se adelantase, quando hizo que á sus Bridones rebatiesen mis Infantes. Entre otras alhajas, señas de no vulgar personage, que de un Soldado á su pecho quitó la codicia infame de una Madama Francesa fué un retrato, que elegante el pincel en lo sensible, lo esquivo pudo copiarle: fuese en fin por la preciosa guarnicion, que de diamantes la cercaba, dando al Sol luceros por piedra engaste; ó porque el Soldado quiso con su beldad lisonjearme, llevó el retrato á mis manos, donde pasó de admirarme á divertirme, y de allí á suspenderme : qué fácil es de los ojos al pecho tanto un afecto trocarse, que lo que alli fué descuido, aquí á ser cuidado pase, y lo que empezó en un ocio, en una fatiga acabe! No lo digo porque pude del retrato enamorarme, que eso, aun en las farsas, tiene una dureza intratable: que me arrebató, os diré con verdad, por una parte lo valiente del pincela pues dixera yo, si hallase

el original hermoso, que hacer otra semejante no pudo naturaleza, y vi que ha sabido el arte: por otra, lo peregrino del rostro, con tal donayre, tal travesura en la vista, y tal halago en lo grave, que en la risa, que rebosa, está vertiendo lo afable; tan trasparente la tez, que en el cándido semblante está el tacto de los ojos distinguiendo lo suave. Y en fin , amigos , si miro que es viva, pues lo persuade lo moderno del suceso, oculto impulso me late de buscarla por la Francia; porque es tan extravagante mi humor, y tan inclinado á emprender cosas notables, que solo juzga por dignos asuntos, temeridades, que ilustren el casamiento, si el valor no coronasen. Tuvo, en fin, á breves dias el prisionero rescate, sin que de esto cosa alguna me atreviese á preguntarle, por no obligarme á volverle, de Cortesano ó galante, su retrato, aunque le di por muestra del hospedage, con color de despedida, una joya, que fué el cange de los diamantes, con que en dos extremos iguales, pagándole lo precioso, le usurpé lo inapreciable. Mirar, de admirado, suelo el retrato, no de amante; bien que considero en él, que si el portento encontrase del original, serian influxos tan eficaces los de sus ojos, que no solamente me inclinasen,

sino arrastrasen, quitando con imperiosas crueldades. sin dexar en lo preciso accion, que deliberasen la gloria de la eleccion al méritó y al dictamen. Franc. Extraña la historia ha sido. y solo debe admirarme::-Dent voces Para, para. Sale un Soldado. Sold. Ya han llegado los liuéspedes, y aquí traen el pasaporte, que entregan á la Guarda. Carr. Que llegasen sentí, quando iba á decirte mi humor algunas verdades, que por verdades y mias, pudiera ser que amargasen. Salen Soldados y Ernesto, viejo venerable, de Frances, Serafina y Ni-

se, Francesas. Port. Seais bien venido, señor, hoy a esta Plaza (qué veo!) conde quede à mi deseo vuestro afecto tan deudor, como á lo poco acreedor, que os podiá servir mi fe. Ella es, Cielos! Ern. Que me dé la mano Vueseñoría, es la mayor dicha mia; para decir, que logré con-tacto de tal Soldado, en Francia tan aplaudido, de enemigos tan temido, de amigos tan envidiado.

Port. Mi mayor dicha he logrado de vos y de esta Madama siendo esclavo. Activa llama, lo que ilumina, perdona.

Seraf. Nise, en nada á su persona ha desmentido su fama.

Ern. Es Serafina mi hija; porque como ella á ser viene el solo alivio, que tiene mi larga vejez prolixa, aunque de verla me aflixa en caminos fatigada, llevarla siempre me agrada, que al extremo de quererla,

en fin, es alivio el verla, aun viéndola incomodada. Seraf. Guardeos Dios, que mi atencion estima vuestra fineza.

Port. Ay, soberana belleza, ap. quanto ilustras mi eleccion!

Ern. Veréis la satisfaccion con que à vuestra Plaza llago, en entrar pidiéndoos luego: licencia me habeis de dar de escribir, por despachar á Amiens esta tarde un pliego, avisando mi llegada.

Port. A esa pieza os retirad, donde escribais, y mandad, señor, en esta posada, aunque esfera limitada es á vuestra bizarría, porque pierda esta Alquería, de mis afectos en muestra, mandándola como vuestra, la indignidad de ser mia. Id vosotros, y asistid al señor Gran Porestad. Vase Ernesto, Francisco y Soldados.

Carr. Damisela, perdonad, y una pregunta admitid por curiosidad. Nise. Decid.

Carr. Usase en Francia el dexar á las Madamas lugar de que osados y rendidos podamos en sus oidos nuestra fineza engastar?

Nise. No es esta la austeridad de la Española Nacion, que todo es recoleccion allá, y todo libertad aqui. Carr. Me alegro en verdad de que advirtais, que eso pasa en todo el Norte sin tasa; porque si nunca faltó quien muerda, mas valgo yo,

que en efecto soy de casa. Port. Si yo, Madama, pudiera suplicar que descansarais de algo en el humilde albergue, que de esfera soberana presume, desde que pudo

coronarle vuestra planta, no fuera de las fatigas de los tránsitos y marchas. Seraf. Pues de qué? Port. De quitar vidas, sin resistirlo las almas.

Seraf. Como no me canso de eso, no me hace el descanso falta. Port. Tan poco cuidado os cuesta? Seraf. No veis que el descuido basta! Port. Sí veo, si en mí lo advierto. Seraf. No me tengais por tan vanai

que crea encarecimientos, que mi perfeccion ensalzan; y mucho ménos con vos, con quien mi cuidado trata el no cometer la hermosa necedad de confiada.

Port. Por qué?

Seraf. Señor Herman Tello Portocarrero, á quien llama Flandes el Galan, por ser gran cortejador de Damas: el ingenio y el capricho, de no vulgar os alaban todas, y de ánimo altivo, capaz de emprender tan arduas cosas, que á acabar heroycas empiezan en temerarias. No os admire, no, que venga tan por menor informada de vos, sabiendo que en Flándes son árbitros las Madamas del honor de los Soldados, siendo en iguales balanzas, bien visto en las Asambleas, el que lo fué en las Campañas. Que si en todas las Naciones las mugeres estimaran, como aquí, solo al Soldado, solamente profesara la Nobleza la Milicia, por la ambicion de agradarlas, siendo un premio, que no cuesta á la República nada. Mas valientes aquí han hecho las licencias Cortesanas del público galanteo,

paseos, bayletes, danzas y Asambleas, que las muchas verdes circulares ramas, que Cívicas y Murales cinéron frentes Romanas. No digo esto por mostrarme bachilleramente sábia; sí por mostrar que os conozco, viendo que en Paris se habla de quien en Bruselas sirve con mas ayre; y á contraria razon, tambien á Bruselas llegan las noticias vagas del que en nuestras Asambleas el mayor aplauso alcanza, sin ser lisonjero: viendo el vuestro, ya viene errada la direccion hácia mí. porque yo me ausento á Francia; y tengo tanta conciencia, que quando os pinta la fama rendido de todas, yo, cierto, escrupulizara el poder de solo un tiro hurtarles un triunfo á tantas. Port. Vos habeis discretamente motejado de voltaria mi inclinacion; y no sé si os diga quanta ventaja en eso nos lleva aquella ligereza celebrada de vuestra Nacion, pues yo:-Seraf. No digais mas: Por la Francia á Flándes, en ocasion pasó el señor Don Juan de Austria, que una noche en un sarao, danzando con él bizarra la Duquesa de Estampes, entre las dos manos blancas, dos eslabones de nieve un nudo de fuego enlazan. Viendo la hermosa Francesa la gentileza gallarda del Real Joven Español, de mil triunfos coronada, Marciales del grande eclipse de las Lunas Otomanas, quedó con tanto decoro

de su garbo aficionada. aunque en su vida le vió. ni sió á noticia humana su afecto, en quantos vestidos. trages, disfraces ó galas sacó el resto de su vida. no dexó la roxa Banda de Borgoña, que á su Alteza por timbre Español cruzaba. Dadme un afecto tan noble. una pasion tan hidalga, y un silencio tan heroyco en las memorias de España. Port. Aunque muchas os pudiera decir, con la mia basta. que siendo por vos, excede con mayor ventaja á quantas pudierais decirme, todo quanto va de causa á causa. Seraf. Yo he vuelto por mi Nacion. y no por mí; pues es clara cosa, que con vos no quiero perder el blason de ingrata; pero tampoco creeros: porque si nunca la cara me habeis visto, y si conozco que caminando á mi Patria, á nunca mas ver, habemos de dividirnos mañana; por qué no he de conocer. que el fingir vos esas ansias, mas es costumbre que os mueve, que inclinacion que os arrastra? Port. Quanto á no volver á vernos, estad bien asegurada, que no es estorbo á mi brio la guerra ni la distancia; quanto á ser costumbre, y no inclinacion mi expresada ansia, bien presto pudiera hacer que lo asegurarais vos contra vos. Seraf. Cómo? Port. Como el pecho un testigo guarda de mi verdad, que atrevido os desmiente y no os agravia, Seraf. Y qual es? Port. Este. Seraf. Qué veo! Muestra el retrato. Carras.

Carras. La de la historia pasada es esta sin duda. Seraf. Cómo mi retrato? Port. Qué os espanta? Ved quál tiene mas noticia del otro Carr. En tanto que acaban su plática los dos, qué dirémos nosotros? Nise. Nada, que á quien oye lo que importa, todo lo superfluo cansa.

Seraf. Soltad pues. Port. Qué haceis?
Seraf. Cobrarme

á mí. Port. Conmigo no estabais
perdida. Seraf. Contra mi gusto
ninguno tiene esta alhaja.

Port. Ved que el alma me llevais en él. Seraf. Por la misma causa le quito yo: bueno fuera, que un Español se alabara de que mi retrato pudo ver, y quedarse con alma.

Port. Pues confiesas que la llevas, hermosísima tirana, yo en demanda suya iré siguiéndote hasta cobrarla, aunque sea en Francia.

Seraf. Verémos

si cumplis esa arrogancia de Español. *Nise*. Qué has hecho?

Seraf. Ay, Nise!
nunca en este hombre intentara,
de verdades ó mentiras,
averiguarle la fama. Vanse las dos.
Carras Bueno quedas. Port. Nada digas,

que vive Dios, si me cansas, te dé muerte. Carras. Eso conmigo fuera dádiva excusada.

Sale Francisco. Señor?

Port. Francisco del Arco,

á un Comisario me llama,
para darle órden, de que
haga que al romper del Alba,
las mejores Tropas monten,
con que yo en persona vaya
comboyando á estos señores.

Franc. Una de las circustancias con que por estos dos meses está la tregua otorgada, es, que ninguna persona,

o con armas o sin armas, en los Paises del otro, sin pasaporte entre o salga; y así reparo en que lleves
Tropas, señor. Port. Qué reparas? en mis límites no puedo con ellas ir á la raya?
Y si he de salir con ellas, conmigo no han de ir armadas, así por decoro, como por casos, que la Campaña puede ofrecer? Ay, amor! ap la causa hallé de mis ansias; o, no permitas que sea

para perderla el hallarla! Vanst Tocan caxas y clarines, y salen por ul lado el Conde de San Pol, Frances, col botas y espuelas, plumas y baston, Ma dama y Flora, y otras Criadas, todas de camino, y por otro Cárlos

Dumelino y Soldados. Cárl. Generoso ilustre Conde de San Pol, rama que excelsa de la Real Casa de Francia los esplendores conserva hoy la línea de Vandoma: Y vos, ilustre Condesa, Real generosa reliquia de Francisco de Angulema; dad á Cárlos Dumelino vuestras plantas, donde llega de parte del Magistrado de Amiens, á dar la obediencis (como quien Gobernador viene á ser ) á vuestra Alteza, á quien suplica por mi, que en esta Quinta detenga por hoy su jornada, en tanto que perficionadas quedan de vuestro triunfo el adorno, de vuestra entrada las fiestas, puesto que á Ernesto Pleysi hoy tambien Amiens espera á exercer la dignidad de Gran Potestad en ella.

y decidme, quién creyera, quando os dexé prisionero

en la pasada refriega del socorro de Dorlan. que aquí otra vez nos volviera á juntar nuestra fortuna? Carl. Quien conoce que ella sea gran artifice de extrañas enlazadas contingencias. Mad. Decidme: Ernesto Pleysi llega tambien hoy? Carl. Hoy llega, que aver tuvimos aviso. Conde. Su amigo fuí, quando él era pretendiente Cortesano. Carl. Siendo Amiens su Patria mesma, dicha es volver á mandarla. Mad. Extremo de la belleza me aseguran que es su hija. Conds. Diganlo mis mudas penas. ap. Carl. Ay de quien perdió en su copia el alivio de su ausencia! Conde: Cárlos, aunque yo en Perona, como Gobernador de esta Provincia de Picardía, tengo mi actual residencia, siendo ella la Plaza de Armas Capital de esta Frontera, con órdenes del Rey vengo á Amiens, donde se prevengan para esta primer Campaña, que entrar en Flandes intenta su Magestad en persona, las provisiones de guerra y boca, y todas las armas, pues goza la conveniencia del Soma, que da motivo á que aquí mejor parezca hacer nuestra Plaza de Armas; y siendo Carnestolendas, que aquí se celebran tanto, quise que á verlas viniera conmigo Madama; pero hablando aquí sin reserva, no vengo gustoso. Carl. Cómo? Conde. Como siempre Amiens ostenta ciertos privilegios, que los Ciudadanos conservan, y el Capitan General no es tan absoluto en ella, como en la Provincia. Carl. Eso,

señor, es conforme sea Clarin. el Gobernador. Conde. Mas qué clarin es este que suena? Carl. Tropas Católicas son, segun en visos campean las roxas Bandas. Conde. Y haciendo alto en la breve eminencia, que los términos divide, se doblan : que se prevenga el Batallon de mis Guardas es bien. Mad. Desde aquí se dexa ver, que de su raya solo á nuestro Pais penetran coches y azemilas, con que escolta sin duda es esta, que Ernesto trae. Conde. Bien decis. Dent. Seraf. Ay infeliz! Dent. Ern. Tente, espera, Cochero. Todos. Acudid, que el coche del Potestad se despeña. Conde. Damas hay en él, qué aguardo, que no voy á socorrerlas? Vase. Carl. Y yo, que llevo la vida pendiente de aquella queja. Vase. Flora. Qué l'astima! Mad. Qué desdicha! Flora. Con una Dama aquí llegan el Conde y Cárlos. Dent. Portoc. Aunque el coto de la raya exceda, me arriesgaré en su socorro. Salen el Conde y Cárlos con Serafina. Conde. Hermoso prodigio, alienta. Carl. Deidad hermosa, respira. Seraf. Ay de mí! Los 2. Cielos, no es ella? Sale Portocarrero con botas, espuelas, coraza y Borgoñota, y cogiendo á los dos de espaldas, los aparta con alguna violencia. Franceses.

Port. Tarde he llegado; apartad, Franceses. Empuñan.

Los 2. Quién con groseras voces::- Port. Qué miro!

Conde. Qué veo!

Carl. Hernan Tello es; quién pudiera pagar lo que en mi prision debí! Salen Ernesto y Criados. Ern. Serafina bella,

cómo te hallas? que mi edad B 2 no Por su Rey y por su Dama.

12 no dió lugar á que fuera yo el primero en tu socorro. Seraf. No fué nada: la violencia del vuelco quedó en la altura de aquel ribazo suspensa. Ern. El amor me arrebató de la obligacion primera de ponerme á vuestras plantas. Port. Viven los Cielos, que entran en su término mis Tropas, llevadas de la apariencia de haber visto empuñar armas. Soldados, volved las riendas sin que paseis de la raya; vuestro furor se detenga, y todos alzad las armas. pues estais en la presencia de un Principe de la sangre. General de esta Frontera; y es esa la ceremonia con que al General respeta la Milicia. Conde. Mal conviene ahora la atencion vuestra con aquel poco reparo. Port. De ese delito me absuelva: que á enemigos como vos, que nunca la espada dexan ver al contrario, mal puede conocérseles por ellas. Mad. Ayrosa fué la disculpa. Conde. Cortesana es la respuesta: pero pésame, señor, que así hayais roto la tregua, entrándoos en mi Pais armado. Port. No fué romperla entrar solo un hombre á dar la vida á quien tambien era de vuestra Nacion. Conde. Sí sué: empiece aqui mi cautela, pues para romperla traigo del Rey instruccion secreta. Sí fué, pues fué entrar armado, no solo vos sin licencia, pero tambien vuestras Tropas. Port. Lo que toca á mi nobleza es asegurar que no, porque mi Nacion no sea quien rompa la suspension;

mas si lo juzga la vuestra, soy escrupuloso; y porque satisfaccion no parezca, en mi vida desmentí á quien pensó que le ofenda. Conde. Pues si prenda como vos no fuera justo perderla, vos os quedaréis. Port. No haré. Y por esta accion me pesa, que hayais venido con Damas. pues bizarría grosera fuera á desmanes del plomo exponer tanta belleza. No han de disparar los mios (y no temor os parezca) la pistola; y pues la espada tiene ménos contingencia, Hace una cortesía á las Damas, sach la espada, y besando la guarniciom hace otra al Conde, y sin volver la espalda, se va retirando. débanme estas hermosuras, lo que por Francia no hiciera toda, que es el retirarme, haciendo esta reverencia á las Madamas, y á vos, á fuer de General, esta: pues con las armas se hace á Generales la vénia, que sin la espada en la mano retirarse no supiera Heman Tello: y yo no rompo paz que mi Nacion observa: pero el que á mí se acereare, solo á su muerte se acerca. Frente os haré con mis Tropas, si algo tiene vuestra Alteza que ordenarme con las suyas, alli sabrá mi obediencia. Conde. Mas envidia, vive el Cielo, su retirada me dexa, que sus triunfos. Mad. Cortés brio! Seraf. Generosa gentileza! Ern. Bien se ha dispuesto, señon que injustamente rompiera la tregua vuestro ardimiento. Conde. Por esto mi valor cesa en cargarle ahora: vamos don-

donde Serafina tenga reparo. Mad. Eso es lo mejor. Ern. Honra es de vuestra grandeza. Seraf Amor, en el Conde y Cárlos, ap. si de sus ansias se acuerda mi olvido, lo que me ofende me has dexado: cosa es cierta, que aquello que cansa sobra, y huye lo que se desea. Conde. Ven, Cárlos, que mi amistad despues toda el alma intenta de Serafina fiarte. Carl. Esto faltaba á mis penas: qué te debo, amor tirano, si tu variedad adversa hace que empiecen los zelos adonde acabó la ausencia?

### 

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Portocarrero y Carrasco, vestidos á la Francesa y con mascarillas. Carras. Si habemos de hablar verdades, á toda mi valentía asusta el riesgo en que estamos. Portoc. No es posible, que eso digas de veras, quando tus prendas á fiar de ti me obligan el secreto. Carras. No es merced esa para agradecida, que hoy solo son los secretos los que sin prendas se fian. No lo digo yo porque á nuestro valor admira el entrar dentro de Amiens, teniendo tan á la vista de tres nobles Españoles el caso, pues con activa fiereza, entrando en Paris, diéron en medio del dia de palos á un gran Soldado, que de esta Nacion las iras aun pueden mezclar en todas la admiracion con la envidia. Serian de los Romanos mejores los Coronistas, pero los Soldados no;

pues hubo en tu Compañía Mosquetero, que á una bomba llegó à encender una pipa. Y no es el peligro tanto, quando en pública alegría de máscaras y disfraces se pueblan estas orillas del Soma; porque no solo su Carnaval solemnizan, sino la entrada del Conde, y en Góndolas y Barquillas salen las Damas, poblando con músicas tan festivas, las aguas de perfecciones. y los vientos de armonías; temo, que si nos conocen, muramos á sangre fria; que á matar muriendo, fuera mucho ménos mi mohina, pues recibe un hombre y da, y queda entre las cenizas su sama humeando, si acaso á un pobre le despavilan. que esta Francesa divina,

Portoc. Carrasco, yo estoy perdido, imaginada aun no fué tan hermosa como vista. Yo la vi á la copia impresa en el alma parecida, tanto, que imaginé al verla copiada aquí, y allí viva, que hermoso bulto de nieve se vistió mi fantasía. Ella me dexó picado con aquella falsa risa, con que me dixo, al decirle que por el retrato iria: Veamos como lo cumplis; y así es obligacion mia el venir por él, aunque toda Francia me lo impida, Reirse y dudar, que yo por el retrato vendria, fué ponerme en el empeño; pues no haya de mí quien diga, que en este antojo del gusto dexó el valor de servirla. Con los caballos espera

14

mi gente en esta vecina
espesura, pues les dixe,
que á reconocer venia
la Plaza en cierta interpresa.
Si es temeraria conquista,
qué extrañeza es, que cometa
un hombre, á quien amor priva
de la razon, un arraio?

de la razon, un arrojo? Carras. Esa disculpa fué linda: tú echaste por el atajo: di que te tire una china quien enamorado no haya hecho otra bobería. Dicese, que Enrique Quarto prohibe con pena excesiva disfraces y Carnavales, dexando las mascarillas para los bayletes solo: si despues hay quien escriba, que en Amiens los dos entramos cubierto el rostro, quién quita que alguno diga que en Francia por las calles no se estilan disfraces? Portoc. Eso qué importa, si será cosa sabida que se usáron. Carras. Bueno es prevenir esas noticias, que hay necios, que para oir traen los oidos con pinzas, y ahorcados de las orejas tienen el cuerpo en puntillas. Portoc. Aquí una quadrilla viene de máscaras. Carras. Infinitas

en qual mejor nos reciba. Retíranse, y salen Serafina, Madama, Nise y Flora y los hombres que pudieren con mascarillas y disfraces: á un

lado se quedan el Conde y Renolt: á otro Cárlos y Ricarte de

máscaras tambien.

Música. Hoy adornan del Soma
las ondas cristalinas,
en Góndolas doradas,
nadantes Galerías.

hay, vamos reconeciendo

Mad. No vengo bien disfrazada? Seraf. Vuestra Alteza me permita, que diga que no. Mad. Por qué? Ser af. Porque si su gallardía
no puede ser mas ni ménos
en ningun trage que vista,
ni hay con quien equivocarle,
por mas que á venir aspira
su belleza difrazada,
no vendrá desconocida.

Conde, Es la de lo verde? Remolé

Conde. Es la de lo verde? Renolt. Si, que yo la vi á la salida. Conde. Con quién viene?

Renolt. No sé. Conde. Amor, ap. da á mi atrevimiento dicha.
Carl. La de lo verde me dices

que es? Ric. Si.

Carl. Amor, mis pasos guia. Conde y Carl. Máscara, quereis danzar?

Seraf. Con qual?

Conde. No hay quien me compita á mí: conmigo, señora, danzad. Carl. Muy bueno seria, que habiendo llegado yo, dexándome á mí os elija?

Mad. Aquella voz es del Conde: ó cómo el alma imagina

lo que no desea! Conde. Conmigo no suponeis. Carl. Quien lo digais-Mad. Tened. Empuñan las espa las. Sale Ernesto con baston, y Ministros. Ern. Qué es esto? pues cómo

profana vuestra osadía de Máscaras el seguro?

Mad. Ahora mi industria finja ap.
un acaso por si es él.

Ern. Teneos pues á la Justicia. Cáesele la mascarilla.

Mad. Ay! Hlora. Qué es eso? Mad. Que del rostro se cayó la mascarilla.

Ern. Madama está descubierta; y así nadie esté á su vista oculto el rostro, pues es grosería. Conde. Ya es precisa mi retirada; si es Cárlos,

escarmentaráá misiras. Vase y Renolt. Ern. Máscaras fuera. Seraf. Ya todas en fe de esa cortesía.

en se de esa cortesía, las quitamos. Quítanse las mascarillas.

Carl. Yo tambien.

porque al ver su luz divina, sin ser advertencia vuestra, tambien fuera atencion mia. Mad. Sospechas, sin duda el Conde ap. es aquel que se retira. Seraf. O qué cansados extremos son los de estas dos porfías, quando está del Español la memoria en mí tan viva! Carl. Sin duda fué aquel el Conde; ap. y pues se ausentó, no insista en que quede por mí el puesto, pues es atencion debida, que aunque compita su amor, su grandeza no compita. Salen Portocarrero y Carrasco. Port. Por aquí::- pero qué veo! Carrasco, no es Serafina la que estoy viendo? Carr. La propia. Port. Y no es Madama? Carr. La misma. Port. Qué será estar destapada? Ern. Mirad si quereis que os sirva, señora, que dando vuelta voy á toda la Marina, para estorbar inquietudes. Mad. Guardeos Dios, que antes queria, que os retiraseis, porque podemos ser conocidas por vos: volved á taparos. Vase Ernesto y los suyos. Port. Amor, mi esperanza anima:. Máscara, quereis danzar? Mad. Danza con él, no resistas, que este nos vió destapadas. Seraf.Sí haré: la letra prosiga. Danzan. Músic. Hoy adornan del Soma, &c. Port. No me conoceis? Seraf. Yo no. Port. Qué tan presto se os olvida el hurto que me habeis hecho? Seraf. Española bizarría! Músic. De Esquises y Javeques, los remos y las quillas, el Zéfiro las borda de espumas, que las riza. Port. Mi prenda habeis de volverme, pues dudasteis que vendria por ella. Seraf. A mis dudas deben

hoy vuestras galanterías

eso, pues sué el olvidarlas mas ocasion de lucirlas. Músic. A tanto rumbo incierto, que las espumas gira, escollos son de nieve. beldades de la orilla. Dadas bas manos. Seraf. En mi casa hay esta noche baylete, en él determina mi afecto hablar mas de espacio. Port. Yo obedecer mas aprisa. Músic. Confunden agua y ayre, en dulce melodía, clarines, que gorgean en los remos que giman. Seraf. Para obedeceros basta. Port. Qué breves que son las dichas! Mad. Te hablaba el Máscara? Seraf. Si, lisonjas, que acaso dicta la ociosidad. Mad. Le conoces? Seraf. No, señora. Mad. Qué fatiga de una sospecha! Yo quiero, pues de tantos fuimos vistas aqui, que quando al baylete vamos, á que me convidas, las dos troquemos disfraces, para burlar la malicia de los que nos viéron. Veamos ap. si de esta suerte averigua mi amor sus rezelos. Seraf. Cielos, si esta novedad no avisa mi cuidado al Español, y se engaña, soy perdida! Carras. Señor, sin saber la casa, qué habemos de hacer? Port. Seguirlas hasta ella. Carras. El mismo diablo nos metió en Caballerías. Músic. Hoy adornan del Soma, &c. Vanse, y salen Cárlos y Ricarte. Carl. Perdido vengo. Ric. Señor, qué tienes? Carl. Qué he de tener, si de un Principe el poder se muestra competidor mio, y de Principe tal, por quien perdiera mil vidas? Ric Si no tienes prevenidas las mil, señor, harás mal en empezar por la una. Carl. Ay, Ricarte! que yo ví

conjurados contra mí, amor, poder y fortuna. De mi el Conde se fió, yo mi pasion le expresé, servirle en esto pensé, y de esto se disgustó. La alta poderosa mano, que esta máquina dispuso en los Principes, nos puso un carácter soberano. con rasgos de su Deidad. que quiere que respetemos. y en ellos considerémos su mas alta Magestad. Al Conde, que tan ufano ostenta sangre Real, cierto esplendor celestial le brilla en lo Soberano. El alma tambien lo es de qualquier mortal; y así aunque le ceda por mi, en tocando al interes del alma, que es el honor, no hay respeto que mirar, que yo le debo guardar contra el poder y rigor, por mas difíciles modos; porque del honor, por ley, solamente es dueño el Rey, por quien lo tenemos todos. Ouatro años ha que pedi á Ernesto la mano bella de Serafina, y aunque á ella rigores solo debi; di, á qué amante corazon no supo mas atraer desden propio de muger, que nos suena á perfeccion? Ernesto me lo ofreció quando del cargo volviese, á que entónces iba; ó fuese, porque tan niña la vió, que de eleccion su edad no estaba, ó por presumir en el caudal añadir quilates á su beldad, á esperarme resolví, y su ausencia consolé

con aquel retrate, que en la batalla perdí. Viene ahora; y quando creo. que en el plazo concedido, el tiempo voló, vestido de plumas de mi deseo. el Conde, en Paris pudo verla, se empeña en amarla. y á mí me manda explicarla su tierno afecto: no dudo que ociosa galantería es, por ser toda belleza ambicion de la grandeza: injusta cosa sería. que por su gusto, que ayer empezó, y acabará mañana, yo ceda ya la que elegí por muger. Esto inquieta mi valor. pues tenemos, segun siento, el Conde mucho ardimiento, y yo tambien mucho honor. Ric. Y en fin, qué quieres hacer? Carl. Hoy el Conde fué ofendido. y para que en el vestido no me llegue à conocer, que sui quien le disgustó, si al baylete he de asistir, otro me has de prevenir. Ric. Mudaráste en casa? Carl. No, que sigo el confuso estruendo. En el pórtico que pasa á otra calle, de su casa enfrente, en anocheciendo, podrás con él esperar. Ric. Hora fiera es para mí, que tengo un convite : aquí me importa disimular; pues quando llegue à deshora, y alce su cólera el bramo, qué criado no hace á un amo una falta cada hora? Carl. Qué cobarde está conmigo el despecho del honor! porque temo á mi valor aun mas que el de mi enemigo. Vanste Salen el Conde y Renolt. Renolt. Sabes 1ú, señor, de cierto,

que sea Cárlos? Cond. Sí lo sé; porque quien tan atrevido se me arroja á responder que la adora, quando vo toda el alma le fié, qué no hará? Ah Cielos! qué mal hice entonces de no hacer demostracion de mis iras! si en su atrevimiento fué consequencia para este, la tolerancia de aquel. Renolt. Los Principes tan excelsos como vuestra Alteza es. mas naciéron para honrar, señor, que para ofender. A esto los grandes Señores nacen; pues por qué quereis contradecir al vivir la obligacion de nacer? Competir con el menor, es igualársele; pues preciso es en vos baxar, ó hacer al otro crecer. Cárlos solo es caballero, y vos Príncipe; pues quién se persuadirá que vos (aun siendo por justa ley su Capitan General, con quien no puede tener duelo ni accion su valor) os dexais, señor, vencer de él, sino de su razon, quando en los Príncipes sé, que en competencia inferior, el mundo pasa cortes por ayre del perdonar, la precision de ceder? El la quiere honrar, y vos quereis injuriarle; ved qual de aquestas dos empresas digna de un Príncipe es, que el que la hiciere será el Principe, al parecer, y no vos, si executando acciones que no debeis, no nos mostrais lo que sois, sí lo que dexais de ser. Mi zelo doy por disculpa

del recuerdo, que esto fué no advertir lo que ignorais, sí acordar lo que sabeis. Conde. De tus lealtades, Renolt, advertencias escuché, de quien solo el zelo pudo disuadir la pesadez. Delitos contra lo grande no los perdona el poder; porque la Soberanía. con ambiciosa altivez. donde flega su pasion, su imperio sabe extender. Sabemos acá nosotros ciertas circunstancias, que los hombres particulares no llegan á comprehender, ni pueden aconsejar, por mas que algunas les den políticas el aplauso, facultades el laurel. Ciertas materias de estado. que nacen con el dosel, no las conoce el estudio, que en distribucion mas fiel naturaleza las puso donde las ha menester. La casa de Ernesto es esta, y bien que hoy me disfracé, ahora en público vengo al festin, por suspender las sospechas de Madama, ya que hoy tan ciego ignoré, que iba ella con Serafina. Renolt. Pues desde aquí, señor, veis la Asamblea de Galanes y Damas. Conde. Entremos pues, en quanto el festin se empieza,

á conversacion tambien.

Salon de Estrado, y en él las Damas con mascarillas, y los Galanes junto á ellas, Hernan Tello junto á Madama con el vestido de Serafina, y Cárlos junto á Serafina, con el de Madama, Ernesto en silla: dosel con silla para el Conde, y al entrar este se

Carl. Ya está aquí el Conde: que mal

hice en venirme à poner delaute con el disfraz!

mis qué he de hacer, si no hallé à Ricarte con el otro?

Conde. Señores, no os inquieteis,

Sient piese todas en hable al Conde con

Siéntanse todos, y habla el Conde con Ernesto aparte.

proseguid. Seraf. El Español ap. se ha engañado con aquel disfraz mio: Cielos, cómo avisárselo podré? que por mas que he hablado de esto, no ha sabido conecer

la voz él, y Ca los sí.

Carl. A Serafina escuché, ap.

y faé dicha no engañarme
el disfraz. Port. Qué no quereis

pagar ni restituir?

Mad. Si ignoro lo que robé, quien el hurto no conoce, cómo le podrá volver?

Ni el Conde es este ni Cárlos; pero aquí forzoso es ap. hablar con alguno, porque reparo pueden hacer en verme sola. Port. Que un alma que robais no conoceis?

Mad. Sin saber lo que me hice, si eso es cierto, os la quité, y aun no me debió el estrago el que reparase en él.

conde. Cárlos está allí, segun en el disfraz observé; y pues ha de estar Madama disfrazada aquí, no es bien hacer hácia Serafina demostracion: mas pondré á Cárlos en un desayre, si hay motivo para él.

Port. Dudaréis de la osadía de un Español otra vez?

Mad. Español dixo; á esto mas aj me conviene ya atender: qué es lo que no he de dudar?

Port. Que à Hernan Telfo nada el ser le estorba Español su brio, y vuestro garbo Frances.

Mad. Hernan Tello, qué es lo que oigo?

bien le supo agradecer serafina el hospedage.

Carl. Qué aun no respondes, cruel?

Seraf. De susto no estoy en mí! apport. Cómo ahora enmudeceis?

Mad. Fácil fuera hacer en vos el mismo efecto. Port. Con qué? Mad Con esto solo.

Descúbrese con recato de los otros. Port. Qué veo! ap.

estatua muda quedé.

Mad. Enmudecisteis ya? Port. Sí, que la dicha que en mí veis, por ser en vuestra grandeza incapaz de suceder, no os la acerté á desear; y error de la suerte fué darme la dicha de hallar sin culpa de p etender; pero una vez sucedida, tarde me arrepentiré, pues no me atreví á esperar, pero me atrevo á tener, y no me he de desdecir por mucho que os enojeis.

Mad. Galante sois, Español, y exponer no mercecio

Mad. Galante sois, Español, y exponer no mereceis vuestra persona á estos casos. Port. Decid pues quien sois.

Mad. No haré,
que no habeis de tener vos
mas garbo, que mi altivez.
Esta fué una una travesura
de ayroso chiste, por ver
turbado de vuestro brio
el desenfado cortes:
enfrente de mí, mirad,
está la que pretendeis;
id con Dios, porque á las Damas
siempre nos parece bien,

siempre nos parece bien, que en sus arrojos los hombres ensalcen nuestro poder; y no quiero que por mí de ser fino escarmenteis.

Port. Gallarda accion, vive Dios!
Carras. Quereis, Madama, creer,
que me ha parecido en vos
pegadiza la esquivez?

Nise.

Nise. T quereis creer, Monsieur, que á hombre ordinario me oleis, y están en vos tan mal puestas gala y voces, que traeis la discrecion de alquitar, y la gala de alquiler.

Carras. Pues no es porque estoy delan te, pero soy buen mozo á fe.

Cond. Hora es me parece ya de que empiecen.

Ern. Tomen pues

sus puestos, y de instrumentos empiece el dulce tropel.

Levántanse todos.

Seraf. Salid del festin, Monsieur, y á una reja esperaréis, donde á daros un aviso, que importa mucho, saldré.

Port. Desde ahora á obedeceros me ausento: Carrasco, ven. Carras. Dónde? Port. A dexar el lucir, por acercarme al arder.

Vanse los dos, y se empieza el bayle Frances entre Damas y Galanes.

Música. Amor lisonjero,

veneno inmortal, tu rigor severo, que ya es dulce y ya fiero, siempre fatal. solo contra mí hace el penar dulce morir: déxame quejar de tu infeliz rigor, pues haces durar de todo mi dolor el fiero ardor, y á un infeliz solo á penar dexas vivir: tu piedad cruel disfraza el matar con dulzura infiel, porque sabe juntar en su pesar, blando y sutil, un halagar. que solo es herir.

Al pasar Serafina por junto al Conde, se va á caer, llegan á un tiempo el Conde y Cárlos á detenerla, y encontrándose con violencia, cáesele al Conde el sombrero. Seraf. Ay de mí! Carl. Tened. Conde. Qué haceis? Carl. No os vi, señor, perdonad, que me cegó la piedad. Conde. Mi cólera no irriteis, villano. Carl. Bien temí yo. Conde. Atrevido. Carl. Que con el no pueda renir! Conde. Infiel. Ern Señor, en qué os ofendió? Carl. Mas pues allí está un criado suyo, si llega á apretar, en él le pienso dexar advertido y castigado. Conde. Os dais por desentendido? vive Dios, que mi pasion castigue aqueste baston en un villano atrevido. Alza el baston, y le detiene Ernesto. Carl. Renolt, qué es lo que decis? vuestra razon no responde á esto que os ha dicho el Conde? Renolt A vos dice. Carl. Vos mentis, y así dexa castigados vuestros errores mi filo, que el Conde solo ese estilo tuviera con sus criados. Dale y cae. Reno't. Ay infeliz! Conde. Ha traidor! Carl. Deteneos, que mi fe castigó á un criado, que puso mal á su señor. Y pues con vos, por ser fiel, no riño, hice lo que visteis, no porque vos lo dixisteis, sino por decirlo él. Con vos no se me permite, de él mi honor se satisface, porque la injuria me hace aquel que me la repite. Y porque yo soy testigo, que á honrarme mi fe os obliga. miente qualquiera que diga, que en esto hablasteis conmigo, de vos abaxo, que estais en

Por su Rey y por su Dama.

20

en logar del Rey; y así me retiraré de aquí, para que no lo digais.

Conde. Prendedle, matadle, muera. Ern. Este atrevimiento es ya

contra todos. Conde. El tendrá el castigo. Entran siguiéndole.

Seraf. Suerte fiera!

Dentro, señora, os entrad, no ese cadáver asombre.

Mad. Absorta he quedado! á ese hombre, si vive, á curar llevad, que del Conde la arrogancia con qualquiera Militar, rezelo que ha de costar algun mal suceso á Francia. Vanse.

Salen Portocarrero y Carrasco.

Port. Nadie á la reja salió.

Carras. Dentro suena bravo estruendo, y un hombre sale corriendo.

Sale Cárlos. La fortuna el resto echó: Caballero, vuestra espada á quien me siguiere impida, que me importa honor y vida.

Vase, y sale Ernesto y Soldados. Carras. Eso es para una tapada.

Ern. Este es, prendedle.

Port. Yo estoy

á la defensa obligado.

Carras. Y yo, señor, á tu lado Riñen. como dogo. Ern. Muerto soy. Cae.

Sale el Conde con luces. Conde. Sin luz Ernesto salió,

sigámosle. Port. Pues luz ví, Carrasco, ven por aquí. Vanse los dos.

Sold. El que se retira hirió á Ernesto.

Cond. Qué es lo que he oido? mas tambien le seguiré, pues á la luz observé

las señales del vestido. Vase. Ern. Dexadme al traidor seguir, que esto no es nada. Sold. A curaros venid, que no he de dexaros de ese modo proseguir, nosotros le seguirémos. Llévanle. Salen Portocarrero y Carrasco.

Salen Portocarrero y Carrasco Carras. Ha, señor, este portal obscuro está; mal por mal, pues las calles no sabemos, ocultémonos en él, que por otra parte ya el ruido dice, que va siguiéndonos el tropel.

Port. Enfrente está de la casa de Serafina; y así bien podemos desde aquí no solo oir lo que pasa, sino mirar si á la reja salen, ó ruido escuchamos; pues aunque el riesgo en que estamos este espacio no aconseja; adónde habemos de ir, si hasta que la noche fria rompa el nombre con el dia, no hemos de poder salir de la plaza? qué furor les moveria contra mí, que me obligáron allí à usar de todo el valor?

Carras. No lo sé, ni qué accidente la fiesta turbado habrá.

Port. No te muevas, que hácia acá parece que llega gente. Sale Ricario

Ric. Mas vale nunca, que tarde, aquel refran nos responde: este es el portal adonde mi amo me mandó que aguarde. Larga ha sido la funcion, culpa los brindis tuvieron, donde me desvaneciéron á razones la razon. Qué obscuro está! aquí tropieza la planta, este un poyo es, y supuesto que los pies

no pueden con la cabeza, siéntome. Carras. Qué mal andar tiene! Port. Calla, que otro allí viene. Sale Cárlos.

Carl Pues á todos vi
la calle desamparar,
buscándome, y nunca pueden
en juicio probar, que yo
fuí quien á Renolt mató,
aunque sospechosos queden,
este trage he de mudar:

Si

si Ricarte espera aquí
con el que mandé; y así
entre ellos me he de mezclar,
desvaneciendo atrevido
qualquier indicio que he dado,
porque en fin lo bien negado
no fué jamas bien creido.
Ricarte? Ric. Quién llama? Carl. Yo:
dónde estás? Ric. Aquí rabiando,
como aquel que tiritando
toda la noche esperó.
Carl. Toma presto este vestido,
y dame el que te he mandado.

y dame el que te he mandado Port. Para volver disfrazado buena ocasion se ha ofrecido; toma ese, y yo le daté el mio.

Desnúdanse, y dale Portocarrero su casaca á Cárlos, y da la suya Carrasco á Ricarte, y él le da la que traia prevenida.

Carras. Y el mio yo, que por malo que sea, no pienso que empeoraré.

Carl. Toma. Ric. Venga, que ahí va el otro. Carl. Vete al momento, no te vean aquí. Ric. Eso intento, que me llama el sueño ya. Vase. Carras. Muy buena maula se hahallado

en mi vestido. Carl. Fortuna, ap. débate esta vez alguna piedad, quien vuelve fiado en la exterior experiencia de este trage que previno, no hallando contra el destino otra humana resistencia. Vase.

Port. Raro caso! Carras. Y dicha rara:
y aunque á mí me ha sucedido
otro caso parecido,
muchas veces no faltara,
si en Comedia se escribiese,
alguno que lo dudase,
por natural que se hallase
y fácil que se supiese.

Port. En la casa entrando gente va otra vez; y pues estoy ya en otro trage, yo voy á averiguar, qué accidente fué el que pudo alborotar la fiesta, y si ha de salir Serafina. Carras. Y quieres ir donde vuelvan á chocar contigo? Port. Ven, que ya así va el temor desvanecido, pues solamente el vestido resultaba contra mí. Vanse. Salen el Conde, Ernesto y Soldados

con luces, y todas las Damas. Conde. Que no os querais recoger? Mad. Esto habeis de hacer por mí. Seraf. Señor, no salgais así.

Ern. Yo me he empeñado en prender á quien cometió el delito

en mi casa de una muerte, que á su Alteza de esta suerte empeño mayor evito.

Intercutanea es la herida del piquete, y la violencia del golpe y mi resistencia ocasionó la caida.

Y esto se ha de castigar, que si el primeto permito, la cólera hace un delito,

y muchos un exemplar.

Conde. Toda la plaza he rondado, sin hallar el delinquente, y el susto del accidente vuestro aquí me ha retirado, hasta poder con el dia hacer la averiguacion: esto es quitar la ocasion de que á la cólera mia la justicia anticipada llegue, y lleve á Cárlos preso, que en los filos del proceso se embotan los de la espada.

Salen por diferentes puertas Cárlos, Portocarrero y Carrasco. Port. Con mi industria disfrazado, á ver el tumulto vuelvo.

Carl. A entrar aquí me resuelvo, del nuevo trage fiado.

Conde. Allí diviso al que hirió á Ernesto, aquel el vestido es. Mirando á Cárlos. Ern. Vive Dios, que atrevido

aquí

Por su Rey y por su Dama.

aquí el Máscara volvió que hirió à Renolt: ya es exceso Mirando á Portocarrero. contra mí y el General; y pues él buscó su mal. ha de ir al Castillo preso. Conde. Prendiéndole, de él sabré si Cárlos fué el atrevido. Carras. A la luz miro el vestido; por Dios, que no me engañé. Mad. Otra vez se vuelve aquí el Español. Seraf. Ya ha venido Hernan Tello; por el ruido á la reja no salí. Conde. Ola. Ern. Ola. Unos. Señor. Otros. Señor. Señala cada uno el suyo, y se arrojan unos y otros á cogerlos por detras. Los 2. Prendedme aquese atrevido. Todos. Daos á prision. Los 2. Ha traidores! Mad. y Ser. Ciclos, qué es esto que miro? Carras. Llegó nuestro fin, ya tengo calentura en el gallillo. Seraf. Cómo podré vo estorbarlo? Mad. Cómo pudiera impedirlo? Seraf. En qué, señor, te ha injuriado? Mad. En qué, esposo, te ha ofendido? Ern. En su trage se conoce, que es el que osado y altivo perdió el respeto á su Alteza. Conde. En su trage he conocido, que es este el que á Ernesto hirió. Port. Por quanto, Cielos divinos, ap. donde juzgué hallar remedio, no hallara nuevo peligro! Carl. Por quánto no hallara un riesgo donde buscaba un alivio! ap. Carras. Y por quánto, segun anda confuso este laberinto, quizá estará condenado á ahorcar este vestido! Ern. Destapadie el rostro. Conde. Veamos quien es. Descubren á los dos.

Carras. Esto va perdido.

Ern. Válgame el Cielo! qué veo?

Conde. Valedine, Cielos! qué miro?

Ern. Hernan Tello pudo ser, con quien un lance ha tenido tan pesado el Conde! Conde. Quiell me ofendió, no es Dumelino? Mad. Qué equivocacion de trages ha sido esta? Seraf. Qué habrá sido esta mudanza en los dos? Conde. Quando acercarnos podimos, yo escuché la voz de Cárlos. Ern. En qué empeño estoy metido, quando le debo agasajos! Vuelve y vé á Portocarrero. Conde. Ernesto? pero qué es esto! Vuelve y vé á Cárlos. Ern. Señor, pero qué he mirado! Conde. Hernan Tello aquí escondido con el trage que tenia mi ofensor? Ern. El que me ha heride fué Cárlos? Seraf. La admiracion me vistió de mármol frio. Conde. En buen empeño se halla la autoridad con el brio. Ern. En fuerte lance me veo con mi yerno y con mi amigo. Port. Cielos, variando el acaso, firme se quedó el peligro! Carl. Cielos, mi fortuna ha dado de un abismo en otro abismo! Port. Para quando son las ansias? Carl. Para quándo los gemidos? Carras. Para quándo, para quándo aguardan falsos testigos? Conde. Villanos, soltad, qué haceis? habiendo ya conocido la persona del señor Hernan Tello, así atrevidos le oprimis, viniendo á honrar sus servidores antiguos? Carras. Luego dirá mi amo, que no somos bien recibidos. Conde. Habiéndoos visto, señor, aunque me pesa infinito no hayais de vuestra jornada anticipado el aviso, y que para el hospedage no nos halleis prevenidos, bien veis, que excusar no puedo; que aquí os detengais, pediros

es

es fuerza, hasta dar cuenta á mi Rey de vuestro arribo, y así á ser mi hué ped solo habeis de venir conmigo. Ern. A vuestra Alteza, señor, que considere suplico, que es eso desaforar al Pais de sus prescritos privilegios. Cond. Cómo? Ern. Como aunque vuestra Alreza vino á gobernar la Provincia, quando Amiens no ha recibido, por sus fueros, de Soldados Guarniciones ni Presidios, toda la jurisdiccion le toca en ella á mi oficio, y en el Exército á vos: luego si está en mi dominio, claro se vé, que á mí solo toca hospedarlo y servirlo... Conde. No digais eso, que yo en lugar del Rey asisto, aquí. Ern. Y yo, señor, con su jurisdiccion me autorizo. Conde. Lugar-Teniente del Rey al General es estilo llamar. Ern No aquí, donde tienen privilegios los vecinos de no admitir Soldadescas, pues profesan ellos mismos la Milicia, y ellos tienen sus Gefes. Conde. No persuadirnos querais eso, que vos solo Juez Ordinario habeis sido, y este es fuero Militar, cuyo imperio privativo reside en mí Ern. Tambien yo, por las Milicias que alisto, Capitan de Guerra soy. Conde. Pues à los órdenes mios no estais por esa razon? Ern. En caso de guerra ó sitio, si, en lo que toca al manejo de las armas; mas no al juicio, en que aqui él Potestad tiene absoluto Señorio: y así debeis entregarle.

Conde. Soldado soy, no Ministro,

23 y prisioneros de guerra á Justicias no permito rendir, pues nunca ser puede delinquente el enemigo; y no se porfie en esto, pues se vé que es desatino, que quien manda Armas de España. á ménos se haya rendido, que á quien manda Armas de Francia. Ern. Segunda vez os repito, que yo mando estas Milicias tambien. Conde. No me hagais deciros, que un Caudillo Militar no ha de rendirse á un Caudillo de los mecánicos Gremios, que es baxeza discurrirlo, y aun el sufrirlo yo, sin dar á ese error castigo. Ern. Yo cederé protestando; mas no sé si consentirlo querran los Burgeses. Unos. No, que nuestros fueros antiguos desenderémos. Otros. Nosotros sobramos à reducirlos. Port. Bien vino la competencia para no darme á partido. Carras. Valido de este alboroto, escaparme determino. Port. En tumultos populares á mi valor permitido será, sacando la espada, estorbar que hagan conmigo indecorosa violencia. Saca la espada. Carras. Eso si, cuerpo de Christo, que ha rato que está en el pecho la sangre dando pellizcos. Unos. Der Conde es. Orros. Del Potestad es. Carras. Yo aqueste medio elijo, para huir de sus rigores. Apaga las luces Unos. A ellos. Otros. A ellos, amigos. Conde. Ninguno aquí riña, pues que corran riesgo es preciso la Damas. Ern. Nadie use armas hasta que hayan traido luces: Ola, luces presto. Ser. of. Muerta estoy! Mad. Sin alma animo!

Por su Rey y por su Dama.

Flor. Qué miede! Unos. Salgamos fuera.
Port. Carrasco?

Carras. Qué hay, señor mio?
Port. Sígueme. Carras. Ya voy, mas voy
tentando con los hocicos.

Port. Cielos, la puerta no encuentro. Seraf. Español? Port. Quién es? Seraf. Venios

conmigo. Port. Esa dulce voz imperio tiene atractivo. Vanse los tres.

Nise. Ya están las luces aquí.

Conde. Qué es esto? dónde se ha ido
Hernan Tello? Ern. Esa es mi duda.

Conde. Pues buscarle determino
por la casa. Ern. Y yo tambien. Vase.

Conde. Vaya Cárlos al Castillo,
que ha de pagar su osadía,
por vida del Rey Enrico. Vase.

Cárlos. Cielos, ved que en tantas ansias me da muerte el ver que vivo.

Llévanle los Soldados.

Mad. Aunque puede ser que le haya de todos desparecido ap. Serafina, he de callar; pues con ocultarle, evito al Conde y al Magistrado empeño tan conocido. Sale Ernesto.

Ern. Toda la casa he mirado, y solo falta este sitio del quarto de Serafina. Sale Serafina. Seraf. Yo cerrado le he tenido con la llave. Unos. Viva el Conde.

Otros. Viva el Magistrado.

Sale el Conde. A gritos
se abanderiza la Plebe;
entre ellos habrá salido
á la calle, y lo primero
es, Ernesto, dividirlos,
y dar órden en las puertas,
que no abran, hasta otro aviso;
yo le cercaré la casa,
por si ocultarle ha querido.

Ern. Estorbemos el tumulto, que él no saldrá del recinto de los muros, y podrémos buscarle mas advertidos. Vase. Mad. De tanto acaso asustada

á Palacio me retiro.

Seraf. Señora. Mad. Quedad con Dios
que en efecto habeis cumplido

como quien sois.

Seraf. No os entiendo.

Mad. Yo os diré por qué lo digo. Vass

Seraf. Este enigma me faltaba;

pero entre tanto que el ruido

se sosiega, esto es primero: salid. Salen Portocarrero y Carraso Port. A tus pies rendido,

Port. A tus pies rendido,
Madama. Seraf. Excusad razones,
porque no es tiempo de oiros.
Vos, hidalgo, en ese paso,
á este corredor vecino,
mirad si vuelven. Carras. Sí haré,
y ninguno, si yo miro,
irá tan descaminado,
que se escape de registro. Vasa

Seraf. No mas sustos, Español, que el pecho me habeis tenido estremeciendo á presagios. y palpitando á latidos. Estos son vuestros arrojos? mal hubiese mi delirio en deciros lo que nunca juzgué que hubiese traido tal séquito de accidentes, tal concurso de peligros! Lo que no es amor, no sea cuidado, que es desvarío tener la pension del riesgo, sin propension del cariño. De la casa de mi padre caen los jardines floridos al muro, y en él, yo y una criada, de quien me fio, una cuerda os atarémos, en estando recogidos todos, baxaréis por ella, que yo á quitarla me obligo, por no dexar contra mí, quando amanezca ese indicio. Y pues la Plaza no pueden abrir, hasta que en los visos encienda el Alba los montes de aquel albor matutino, tiempo teneis de escaparos,

ántes

ántes que puedan seguiros. Tomad, tomad el retrato, pues por él habeis venido, porque no volvais por él, que un miedo os he concebido. tal, que sin serlo yo, os tiemblo mas que vuestros enemigos, y en le que tuvo de vuestro, le desconozco por mio. Id con Dios, que ya me cuestan vuestros arrojos martirios, y me anda acá lo piadoso desmesurando lo esquivo. No volvais á verme mas; ni quiero que un desvario me asuste, sin ser amor, y hallando hecha el alvedrío la costa á lo cuidadoso, se domestique en lo fino. Port. Yo tomo el retrato; pero no viniendo en el partido de no veros. Seraf. Pues de mí qué es lo que intentais? Port. Serviros tan á todo trance, que no solo aqueste conflicto no me haga escarmentar; pero juro á los Cielos Divinos, que ningun Frances consiga lograros miéntras yo vivo. Seraf. Pues podeis vos aspirar, siendo de opuestos dominios, á ser mio? Port. Por qué no? Seraf. Si vuestro espíritu altivo no encuentra dificultades, mal dexará persuadirnos la razon á error tan grande; no querais hacer impío, que me halle bien con creerlo, i el tiempo ha de disuadirlo. Port. Pues qué dificultad tiene ser vasallos de un Rey mismo los dos? Seraf. Bien está: pues yo, ci eso salvais vos, me obligo á ser vuestra. Port. Quándo? eraf. Quando, puesto que los dos vivimos

hoy á dos Reyes sujetos. hagais vos en mi servicio, ó que Amiens sea del vuestro. o que Dorlan sea del mio. Port. En bodas como las nuestras es mas cortesano estilo, que no salga de su casa la Dama; y así yo elijo que sea Amiens del Rey de España, pues casi imposible miro que sea Dorlan de Francia, en tanto que yo la rijo. Seraf. O qué arrogancia Española, can propia de aquel nativo soberbio espíritu, que os hace á todos malquistos! Bien juzgué, que mereciese mas el darme yo á partido, que un engaño, porque engaño es ofrecer presumido temeridades, adonde no puede llegar el brio. Voy á allanaros el paso, porque luego podais iros donde aun de mis quejas no percibais un desperdicio; y un imposible tan grande, id, Español, advertido, que sué baxeza ofrecerlo, no pudiendo vos cumplirlo. Vase. Port. Qué es lo que pasa por mí? yo, Cielos, desvanecido dixe una proposicion á una Dama, cuyo juicio motejando de arrogancia mi amoroso desvarío, aun le graduó por desprecio mas allá de desatino. No cumplirle la palabra, fuera en mí valor indigno; cumplirla, entregando á Francia á Dorlan, fuera delito centra mi Rey y mi honor: y en los extremos distintos de amor y honor, Rey y Dama, es en leales Caudillos ántes el Rey, que el amor, y el honor, que no el cariño. Ea,

Ea, discurso, al empeño, que si ahora de aquí salimos, Amiens ha de ser de España: para cuyo gran motivo, valga la industria por Armas, por Exército el capricho, la astucia por batería, y por poder el arbitrio: pues doy á España esta Plaza, venzo aquel rigor esquivo,

me corono de Laureles,
hago halagos los desvíos;
puesto que cumplo (excusando
en fin discursos prolixos)
á mi Dama una palabra,
y hago á mi Rey un servicio;
porque sepan las edades
venideras, lo que hizo
por su Rey y por su Dama
un Español de este siglo.

#### 

#### JORNADA TERCERA.

Sale Portocarrero y Soldados. Port. Altos, verdes y antiguos Ciudadanos, de estas riberas vividores Olmos, que texiendo cortinas enredadas, sois de este Valle pabellon frondoso. O vosotros, que fuisteis á mis ansias florecientes testigos! O vosotros, cómplices de suspiros tan callados, que aun yo mismo los siento y no los oigo! Troncos, en quien el Zéfiro suave, pulsando vuestras hojas sonoroso, al ardiente compas de mis suspiros, de acompañar mis penas suena ronco: pues me dais el consuelo de atenderine, y el secreto ofreceis á mis sollozos, siendo para escucharlos siempre atentos, estando para oirlos siempre sordos. Grabad el nombre en vos de Serafina, y haced que vuelvan á escuchar mis ojos el dulcísimo nombre de quien fuéron láminas vegetables vuestros troncos. A Amiens he de rendir (terrible empresa!) pues me asusto en lo mismo que dispongo, v de tener tan alto pensamiento aun se halla el pensamiento temeroso. No lidio, no, con Bárbaros Caribes de aquellos, que en el clima mas remoto habitan breve mundo, en Isla breve, verde lunar de cristalino rostro. No con aquellos, que juzgaban eran de condensada nube ardiente aborto esas bocas de bronce, que oprimidas bostezan humo, quando escapen plomo.

Con los Franceses lidio: ó amor noble! quién habrá que se esmere en tus oproquando tú las acciones generosas (bios, enseñas á los pechos generosos? Sale Ortiz con un Mundi Novo. Ortiz. Gracias á Dios, que el camino me has ahorrado, y que dichoso, hallando á tu gente haciendo forrages en ese soto, llego á tus plantas. Port. Ortiz, bien venido: cuidadoso me has tenido. Ortiz. Señor mio, yo estoy viejo, y aunque mozo fuera, aun no pudiera andar una Aguila de retorno, al paso que va el deseo de qualquier amante bobo. Yo entré en Amiens disfrazado, con todo este promontorio del Mundi Novi, que traxo un extrangero famoso, invencion extraña para sacar de la risa el oro. Grité por aquellas calles, soltando á mi voz el chorro: Quién chierri ver così extrañi, cosi lindi, el Mundi Novo? li Sastri, li Zapateri, Trompetieri, y sobre todo, li sinor Catalinique; é hice tan grande alboroto, que mas de seis mil muchachos me acompañaban el tono. Entré en muchisimas casas, donde llamáron gustosos á ver la novedad, cuyos embelecos á mi bolso iban atrayendo ochavos, tropezando unos en otros. Una la de Serafina fué, de que sé, que envidioso quedarias; y teniendo yo una cara de demonio entónces, toda tu gala trocaras tú por mis ojos. Ella salió : ó qué ocasion me ofrecia el episodio de pintártela, si acaso

permitiera el auditorio á romances de vejetes ambages y circunloquios! Saqué yo mi Mundi Novi. sacudiendo de los hombros tantas mentiras de bulto, que sobre un bufete pongo. Habia en él una danza de Máscaras en el corro, y yo dixe entónces: Esti es en Amiens un vistoso festin, en donde Hernan Tello entró tambien de rebozo. Ella se asustó. Yo dixe, que mil seeretos curiosos llevaba, y que le feriaba en una caxa unos polvos de grandísimas virtudes naturales para el rostro; que en un papel dentro (aquí di una guiñada) iba el modo de usarlos, y la receta para hacerlos. Entendiólo, que es demonio la muchacha, y con un chiste gracioso, que descomponer pudiera mi recato mas devoto, quando allá en mis mocedades era yo mas cosquilloso, me dixo: Yo lo veré; dándome un doblon de á ocho, que no quiso el asonante, que fuese mas el socorro. Volví á pasar por la calle despues, y del mismo modo me llamáron, y me dixo, como fingiendo un enojo de un almivarado ceño, cuyo dexo es pegajoso: Tomad allá la receta, que grande escrúpulo formo, y no quiero yo quedarme con cosa, que á mi decoro esté mal; pues es hechizo con pacto supersticioso. Entregome este papel Saca un papel. con esta industria, y yo tomo la caxa, y piano, piano,

For su Rey y por su Dama.

con todo el Mundo me torno á cuestas, y con dinero, que pesa mas por ser poco.

Port. Tú has hecho la diligencia recatado y cauteloso, como tan gran partidario.

Muestra ese papel, que el gozo en el corazon no cabe, y va rebosando al rostro.

Lee. Monsieur, vos habeis buscado á mi recato un tan propio modo de favoreceros, que en él tambien me conformo. Que sea vuestra me volveis á pedir, quando brioso conquisteis á Amiens; yo digo, que al partido me acomodo, no pudiendo hallar mejor camino, ni mas ayroso de despediros, supuesto que otorgando á vuestro antojo una esperanza con un imposible, nada otorgo, que es lo que yo deseaba, no quedando vos quejoso; que esto de quedar con quejas, es exponerse al apodo de tirana, cruel y fiera, que sabeis decir vosotros, pretendiendo que admitamos por finezas los oprobios. Dexa de leer. Esto es empeñar de nuevo mi valor al mas heroyco asunto que celebráron los Anales prodigiosos. Ah si Francisco de Arco viniera, á quien presuroso desde que de Amiens salí, despaché á pedir socorro al Archidoque!

Salen Francisco del Arco y Carrasco.

Franc. Las plantas

me da. Port. Aragones famoso, llega á mis brazos, pues ellos te coronan. Carras. Y á mí y todo, señor, pues desde Bruselas, envuelto en sudor y en polvo, me viene una posta dando

puñaladas en los lomos, ensartando en su espinazo, como si fuera Avalorio. Port. Cómo dexais á su Alteza? Franc. Quando llegué, en alborozos públicos la Villa ardia, pavon de fuego vistoso. con pompa de luminarias. que coronándola en torno, párpados de luz palpitan en tantos trémulos ojos. La causa de esta alegría era volver victorioso despues que de los dos meses. Franceses la tregua han roto de Cales, el Archiduque Alberto, cuyos gloriosos hechos, si en su pecho caben, no caben en sus elogios. Díle tu pliego á su Alteza, que le recibió gustoso, preguntándome por ti, y exâminando curioso cómo estás, en qué discurres, y cómo te hallas; de modo, que al ver que un Principe grande admite entre sus ahogos tan por menor los cuidados de su gente, reconozco, que en su servicio los riesgos se alivian; porque es notorio, que quien de ti no se olvida, no se olvidará tampoco de tus servicios, pudiendo con beneficio tan corto, al ser de lo agradecido, divertir lo descoso. Dixome, que le pedias licencia, gente y socorro para una oculta interpresa: preguntó, si noticioso de ella yo me hallaba? Dixe, que tus designios ignoro, porque el secreto tenias, y aun se aventuraba el logro dando cuenta. A que me dixo: Hecho será prodigioso, siendo suyo; y le diréis, que

que remitirle dispongo la gente que aquí me pide, por ser el número poco; que si ántes puede dar cuenta del designio cauteloso, se verá acá en el Consejo; pere si halla algun estorbo en la dilacion del tiempo, que él emprenda por sí solo, fiando de él el suceso. pues sus experiencias toco. Este despacho te envia, con orden de que estén prontos á remitirte esa gente quantos Cabos valerosos las guarniciones y plazas habitan de este contorno. Y por si venir Miestros de Campo suere sorzoso para mandarles, te envia tambien grado decoroso de General de Batalla, de que el parabien nosotros recibimos, y el viage dichosamente corono. Port. Una y mil veces los brazos me da, porque sus prisiones, de dos almas eslabones sean en eternos lazos, Su Alteza me escribe aquí, que á todos órden envia que me obedezcan, y fia tan grande empresa de mí, aunque cuenta no le he dado, de mi valor persuadido, á que ya está conseguido, con haberlo yo intentado. Carras. Y de eso tan triste estás? Port. Entre temor y esperanza, Carrasco, esta confianza es la que me empeña mas. Siempre se experimentó ser enemigo violento la palabra ó pensamiento, que del pecho libertó un hombre; que su impiedad el afecto mas cruel suele volver contra aquel,

que le dió la libertad. Empresas, que á ser creidas no naciéron destinadas, no deben ser reveladas ántes de estar conseguidas: que como dificil es el persuadirlas constantes, solo las desprecia ántes quien las admira despues. Y la censura importuna opone dificultades, solo las temeridades las sentencia la fortuna; pues con juicio desigual hace que el nombre les den de hazaña, si sale bien, y de locura, si mal. Carras. No en fantásticos vayvenes te quieras desvanecer, y lo que esperas tener, no juzgues que ya lo tienes: porque al verlo disuadido, harás, segun de esto arguyo, que lo que nunca fué tuyo, lo llores como perdido. Disparan. Dent. Cárlos. Ay de mí! Dent. Renolt. Matadle, muera. Carl. Desesperado sabré morir o matar. Port. Mas qué confuso lamento altera este campo? Carras. Entre espesuras, que son fragosos canceles, un torbellino de pieles, y un viento con herraduras, corre el monte desbocado; y segun fogoso viene, de la pólvora que tiene, pienso que se ha disparado. Franc. Y en un tronco choca alli, y el ayre y tierra midiendo, despeña á un jóven, diciendo::-Sale Carlos. Ay infelice de mí! Cae. Port. Carrasco, acúdele, y vos, que salga á la oposicion de esa Tropa un Batallon, Vanse los Soldados. Ortiz. Yo me voy, por Dios,

á descansar, que no miras, que rendido estoy aquí, y ha rato que sobre mí tengo un mundo de mentiras. Vase. Carl. Ay triste! Franc. Parece, que cobrando el perdido aliento, vuelve ya en sí. Carras. Muy bien hace

en volver en sí, supuesto, que hasta ahora ha estado en mí, que en mis costillas le tengo.

Port. Infeliz jóven, cobraos.

Carras. Y yo, si soy quien le debo,
te le daré adelaptado,
porque se cobre mas presto.

Carl. Ya que de aquel parasismo, que con mortal desaliento, entre mi muerte y mi vida fué paréntesis funesto, cobrado estoy; á tus plantas, ilustre Portocarrero, cuyas gloriosas hazañas padrones serán del tiempo, yace Cárlos Dumelino.

Port. Levantad, Cárlos, del suelo, que ya me acuerdo que fuisteis en Dorlan mi prisionero.
Cielos, este es el Frances ap. del retrato, á quien prendiéron no sé por qué aquella noche, que me vi en peligro dentro de Amiens! ya podré saber el motivo de mis zelos.

Cárlos, qué es esto?

tan rigoroso, tan fiero,
que su dolor::- pero cómo
su dolor explicar quiero,
si su inmensidad no cabe
aun en la del sentimiento?
Ofendióme un Poderoso
en el honor: ya con esto
de una vez lo dixe todo;
que hay linage de tormentos,
que aun no se atreve á explicarlos
quien ha menester saberlos.
Ya pues con esto te he dicho
mi intencion; porque naciendo

noble, à nadie revelara, que el honor perdido tengo, á no ser para cobrarle: porque aun de este modo quiet no fiándome de mí, ponerme á mí en el empeño. Lo que aquella noche viste executar no lo cuento; el motivo si, pues fué querer el Conde severo, faltándose á sí y á mí, hacer con entrambos, ciego, blason de lo soberano el furor de lo violento. Ernesto Pleysi dexó tratado mi casamiento, quando pasó á los Cantones. con una hija suya. Port. Cielos,

muerto he quedado!

Carl. Y aunque á ella

rigores solo y deprecios

debo, pues los precio tanto,

que imagino que los debo::
Port. Alentemos, corazon.

Carras. Hombre, deten el resuella

que le habias dado en la nuca.

Carl. Con tan reverente afecto la idolatré, que á un Pintor llevando, porque cogiendo sus perfecciones á hurto, aquel simulacro bello hiciese, que por los ojos bebiese mi entendimiento. Con solo un retrato suyo me quedé, que supo diestro al ruido de la esperanza embelesar mis deseos. Este es aquel que en Dorlan perdí; ya sabes que fuéron tales entónces mis ansias, y tan raros mis extremos, que ofreci por su rescate, no tan solo quantos medios tuviese, mas tambien quantos esperase, reduciendo lo adquirido, lo esperado y lo posible á su precio;

sien"

siendo tanto lo que cabe del hombre en el pensamiento, que el poder de la fortuna mas derramado en los premios, podia tal vez agotarlos, mas nunca satisfacerlos. Volvió Ernesto, y quando yo esperaba del concierto la conclusion, quiso el Conde, por gala ó por devaneo, servirla, de mí fiando su cuidado; mas yo atento le respondí, en el estado que se hallaba de mi empleo la esperanza. Desde entónces se opuso á mi vida fiero. Qué empresa de gran señor, digna de un alto concepto, fué quitarme à mi el honor? ni qué vanidad, supuesto, que quanto es mas gran señor, se descubre mas; pues vemos, que el que no hace lo que debe, es acreedor de sí mesmo, que jamas cobra de sí lo que á sí se está debiendo? Por el suceso de aquella noche, me lleváron preso á una Torre, donde en fin al rigor del hado adverso me vi á muerte condenado, sobre un fingido pretexto de política, intentando apasionado el Consejo, que el vengar mi ofensa fuese. perderle al Rey el respeto. Mas se le pierde el Ministro, que ajando el poder supremo, la autoridad Real humana á sus pasiones, sirviendo como él quiere, y quizá solo para los casos mal hechos. Mas yo, limando con oro los Guardas, en un ligero bruto escapé, quando de un riesgo salí á mayor riesgo; pues Renolt y sus parciales en venganza me siguiéron

de su injuria, y al caballo alcanzando el uno de ellos, le dió un balazo; de suerte, que desbocado, corriendo chocó en un tronco, quedando del golpe y la herida muerto, y yo á tus plantas rendido. Ea, generoso Tello, mi cólera y tu valor á la faccion aunemos de vengarme: vivo Dios, que ha de ver el Conde fiero quánto pierde de su fama, quien pierde un hombre de esfuerzo. En el honor me ha ofendido; y si en su honor no me vengo, no siendo igual el agravio, no es igual el desempeño. El crédito ha de perder el Conde en Francia, si puedo; pues yo para Francia ya eternamente le pierdo. No mas Francia: Patria ingrata, tú conocerás el yerro que cometes, en dexar que me pierda, no oponiendo contra las iras del Conde todo el poder de mis deudos. Alientense pues tus iras, consuma voraz el fuego á Amiens, y sea á su opulencia tumba la region del viento. Para esta Campaña hay tantas municiones dentro, que hoy es la Plaza un tesoro Militar de todo el Reyno. El Rey en persona quiere con sus victorias soberbio entrar en Flandes, a cuyo motivo va disponiendo el Mariscal de Viron dos Exércitos tan gruesos, que anegar puede el tumulto, ántes que mate el acero. España no tiene fuerzas para estorbar los progresos de esta Campaña, en que Francia de su poder echa el resto:

pues:

Por su Rey y por su Dama.

pues tú solo has de librar á Flándes, que sorprehendiendo á Amiens, con las municiones de guerra y boca, que han hecho allí almahacenar, les quitas de la Campaña los medios. Por este camino solo, todo el poder destruyendo de los Exércitos grandes, que si les falta el sustento, tantos son los enemigos, quantos Soldados en ellos hubiere; y mas, asentado que para formarse el cuerpo de un Exército, es el vientre el que se forma primero. No hay Guarnicion de Soldados, que nunca la consintiéron los Burgeses, alegando heredados privilegios: y así, ellos mismos defienden esta Plaza; á cuyo efecto se alistan veinte mil hombres. repartidos en sus Gremios, y toda gente adiestrada en el Militar manejo. Pero en la Puerta, que llaman de Monte-Curue, hay un puesto donde está el cuerpo de guardia, y estando ahora tan léjos de sospechar enemigos en la Campaña, no habiendo Exército, los Soldados se suelen entrar al fuego de una casilla vecina, donde las iras del cierzo reparan, por ser aqui tan rigoroso el Invierno, que siempre agua condeusada en copos inunda el viento: por esta puedes entrar, que yo á llevarte me ofrezco seguro al muro; y así conseguirémos á un tiempo, yo venganzas, tú blasones; porque si ofendido veo perdido mi honor, quánto 👣 mejor perder el estuerzo,

que la paciencia, y mas bien vengando, que no sufriendo.

Port. A descansar le llevad vosotros ahora, que luego, que yo á Dorlan con la gente vuelva, de espacio hablarémos.

Sale un Soldado.

Sold. Hasta Amiens hemos seguido esa Tropa; pero puestos en fuga, ninguno pudo llegar á reconocerlos.

Port. Bien está: Cárlos, á Dios.
Cárl. El quiera, que este veneno
del alma, infestando á Francia,
dexe sin ofensa el pecho. Vase.
Franc. Por qué, señor, respondiste
al Frances con tal despego,
sin darte por entendido
en nada, de quan á tiempo
su auxílio viene? Carras. Estuviste

oyéndole circunspecto, sin moverte á nada, no fias de él?

nas de el :

Port. Pluguiese al Cielo no nos creyésemos nunca, Carrasco, de mal contentos de Francia. Carras. Porqué?

Port. Porque se reconcilian tan presto como se enojáron; pues siendo tan facil su genio en perdonar y ofender, lo que conseguido habemos, es perder en sus socorros tiempo, ocasion y dinero, y luego ellos ajustarse, dexándonos descubiertos, y van allá á revelar todo lo que acá supieron. Yo no he de fiarme de él, pues si él hace este despecho, enojado de que el Conde dirigiese sus obsequios á Serafina, qué hará despues conmigo, que pienso quitarsela á él, al Conde, á Francia y al mundo entero? Carras. Eso me concluye. Franc. Una

por

por una, lo cierto es cierto; pues desde la noche, que de Amiens volviste, primero que me enviases à Bruselas, me mandaste ir encubierto á exâminar de la Plaza la situacion, el terreno, fortificacion, defensas, municiones y pertrechos; y lo mismo que él te ha dicho de la puerta, el indefenso euerpo de guardia, y las otras cosas que ha contado, fuéron las mismas que conté yo, y Ortiz, las veces que ha vuelto, ha convenido en lo mismo. Port. Francisco, en lances como estos, se ha de usar del enemigo, como los Médicos diestros usan del veneno, para que lleve el medicamento al corazon, donde siempre se va el tósigo derecho, echando el veneno en poca cantidad, que á no saberlo usar con recato, fuera mayor peligro el remedio. Del enemigo se fie, pero poco y con rezelo; porque no hay destreza, como alambicando á un sugeto, saber separar lo malo, y valerse de lo bueno. Hoy con la orden de su Alteza, despachar propios pretendo á Condé, Cales, Bapama y la Capela; y ordeno, que de aquellas guarniciones, ramos y destacamentos, hasta el número que pido, marchen aquí de secreto. Quien piensa temeridades, ha de perder todo el miedo á la razon y al discurso, hair del entendimiento. Si á Fernan Cortes hubiera salido mal el intento de prender á Motezuma,

dixéramos que era necio, loco, temerario, y hombre de toda razon ageno; salióle bien, la fama le ha colocado en su templo; que empresas grandes no caben. sino es en los grandes pechos, y son las temeridades su mas terrible argumento; porque no las califica la razon, sino el suceso. Atended ahora la órden. que en mi empresa doy; pues creo. si el intento se consigue, dexar al mundo un exemplo de hasta donde llega el garbo de no estar en un empeño, á los ojos de una Dama desayrado un Caballero. Francisco del Arco, tú y otros doce compañeros, los hombres de mas valor, que se hallan entre los nuestros, en el trage de paisanos habeis de ir á Amiens, vendiendo frutas para su consumo, como villanos groseros, que andan en este Pais, con unos sacos de lienzo hasta los pies, con que pueden debaxo de él ir cubiertos los puñales y pistolas, que den á la accion aliento. Fabricarémos un carro de los mas robustos leños, donde á la madera fuerte vistan cortezas de hierro, que resistan el rastrillo. Tú, Carrasco, has de ir rigiendo los caballos. Carras. Vive Dios. Port. Cómo replicas, soberbio,

así á mis preceptos? Carras. Antes desde ahora los obedezco, que en empezando á votar, empiezo á ser Carretero. Port. Tú has de llevar este carro á entrar en la Plaza lleno

de paja para su abasto, porporque no solo con esto las planchas de hierro cubra; pero pueda llevar dentro mosquetes y partesanas y espadas, que tomen presto Francisco y los suyos, quando los pidiere el caso.

Carras. Y luego?

Port. Este es el orden que os doy, que lo demas no revelo hasta su ocasion. Carras. Pues ea, señor, vengamos al cuento, que si en la ocasion me miro, y si del carro me apeo, han de saber, que nacidos me vinieron los reniegos. Franc. Si han de ser doce los mios, yo voy, señor, á escogerlos

en todos los reformados. Carras. Vive Dios, que hay Mosquetero,

que sabrá::-

Port. No, no, Francisco, á reformados me atengo; que en estos casos la honra es otra parte de esfueizo. Franc. Pues marchemos á Dorlan. Port. Pues á la Plaza marchemos. Carras. Pues á hacer el carro vamos, donde verás lo que ruedo. Franc. A disfrazarme. Port. A vencer.

Franc. A dar triunfos. Carras. A echar ternos. Port. Y yo á ofrecerla á las plantas de mi Monarca supremo, para que la fama diga, que consiguió este trofeo por su Rey y por su Dama

Hernando Portocarrero. Vanse. Salen Madama, Serafina y las Criadas con luces.

Seraf. Yo quedo bien advertida, señora, ó desengañada, de no dar jamas entrada á las dichas de esta vida, donde tengan acogida tan dentro del pensamiento, que con proceder violento, nos traigan en cambio injusto, si al adquirirlas un gusto, al perderlas un tormento. Ricas copas, que adquirió Cotis de cristal, con fiera saña, antes que las rompiera otro, él mismo las rompió; porque tanto se agradó de ellas, que antes que el contento hiciese en el alma asiento, pedazos las hizo injusto, para no poner su gusto donde se le rompa el viento. Yo así, señora, debí hacerme esta tiranía, quando para dicha mia os traxo la suerte aquí: el alma toda os rendí, y mi fortuna severa os ausenta de manera, que en la pena que resisto, diera por no haberos visto, quanto ántes por veros diera. Mad. Guardete Dios, Serafina,

que yo tan gustosa voy de haber visto junta hoy con tu hermosura divina tu discrecion peregrina, que aunque el dolor no resisto de ausentarme, pues conquisto esto, daré de esta suerte todo el pesar de no verte, de albricias de haberte visto. El Conde se ha de volver á Perona, á gobernar la Provincia allí, y á estar mas quieto á mi parecer; que su humor no puede ser para estar ni residir donde intenten resistir su imperio, si llega á ver, que aun no saca en el vencer la costa de competir. No te he dado el parabien, por las cosas que pasáron, de lo bien que se emplearon descuidos de tu desden.

Seraf. Pues en quién, señora? Seraf.

Mad. En quién?

Seraf. Si por el Conde diria? Mad. En alguna bizarría, que en la gala que llevaba. yo como tuya buscaba, y la encontré como mia. Seraf. Por quién lo decis no sé. Mad. Tu secreto hacer codicia un agravio á mi malicia; y si entónces lo callé, no sué porque lo ignoré, pues yo le hablé y yo le vi, y solo te pido aquí, por nuestra amistad estrecha, que no desmientas sospecha, que me está tan bien á mí. Seraf. No alcanzo yo en duda igual, sino es lo que presumí, que haya sospechas de mí, que á vos estén bien ni mal; y si la sospecha es tal, como pensamos las dos, creed, señora, por Dios, de mi altivez y desden, que lo que à mi me esté bien, no os estará mal á vos. Flora. Su Alteza y el Potestad llegan. Salen el Conde y Ernesto. Ern. Si os he merecido favor, á vuestro rendido las plantas, señora, dad: bien que de mi voluntad estaréis reconocida, que siente con alma y vida, que sea mi veneracion de este obsequio la ocasion, el de vuestra despedida. Conde. Yo, señor Ernesto, intento mañana volver mi casa á Perona, así porque la prevencion acabada tengo aquí de quantas cosas prevenir el Rey me manda, como porque á Amiens muy presto en execucion la marcha pondrá el Duque Mariscal

de Viron, á củya causa,

intento, por circunstancias

estorbar la concurrencia

del mando y las Regalías, que entre nosotros se guardan. Muy agasajado voy de vos; mas siento en el alma, que hubiese dado ocasion aquella tema pasada, para escaparse Hernan Tello de en medio de nuestras Armas; accion, que será imposible sin nuestra otensa acordarla: solo quiero preveniros, que pues dentro de esta Plaza presidio no recibis, viva con mas vigilancia vuestro recato; pues tengo alguna luz de que traza Hernan Tello, convocando de todas estas comarças las Guarniciones, alguna correria, pues no halla mi conjetura, qué empresa puede moverle á juntarlas, si no es esta: y advertid, que teneis muy mal guardadas las espaldas con traidores. Ern. Pues quién son? Conde. Si yo alcanzara á saber eso, ántes fuera el furor que la amenaza: digolo, porque imposible es que Cárlos se escapara de la prision, sin que aquí le alentasen. Ern. Por si habla ap. con la sospecha, de que por estar capitulada con él mi hija, yo pude darle á su fuga las alas, le responderé. Creed, que el oro lima las Guardas. y á intereses de Soldados persuade con eficacia; y que á no ser esto, en Cárlos un escarmiento quedara, aunque Renolt mejoró. Conde. Yo me he de partir mañana; mas permitid, que una cosa diga, que quizas por clara 110

Bances Candamo.

36

no os gustará.

Ern. Vuestra Alteza

disgustar no puede en nada
á quien nunca de su gusto

Conde. Si fuera Monarca,
vive Dios, que no tuviera
de mi Imperio en la distancia
vasallos con privilegios,
y que ántes los conquistara.

Ern. Ah, señor, y cómo creo, que la altivez os engaña! Conde. Yo habia de tener vasallos, que al poder Real embarazan

la Magestad absoluta?

Ern. Los vasallos no le atajan al Rey el poder, sino la razon que tienen, para que el poder se ajuste á ella; y así, advertid que se llama imperfeccion del poder, poder hacer cosas malas; y ha de obedecerse á sí primero aquel, que á otros manda, para que así con su exemplo consequencia á todos haga.

Conde. Del político problema dexemos aquí doblada la hoja, que yo espero en Dios, en la Corona de Francia, ver á Amiens sin privilegios.

Ern. De lo futuro no alcanza la Astrología, sino unas vislumbres lejanas: y así, la qüestion dexemos, que pues ya la noche baxa, seña, contraseña y nombre repartiréis en las Guardias, pues aun estais esta noche dentro de Amiens: hija, á casa vamos.

Mad. Serafina, á Dios. Vase.
Conde. Ay hermosura tirana! ap.
solo siento, que en la ausencia,
que mi amor emprender trata,
yo mismo de mis ofensas
doy á tu rigor venganza. Vase.
Seraf. Ay Español! que me tiene

tan neutral esta esperanza,
que sin pensar en creerla,
me consuelo con dudarla. Vase.
Salen al son de caxas y clarines Portocarrero armado, con su peto y espaldar, botas y espuelas, detras Francisco del Arco y otros Soldados de Villanos, como han pintado los versos, con unos sacos de nueces y manzanas, y Carrasco de Carretero, con su látigo, Cárlos y Ortiz vestidos de

Soldado, y Soldados.

Port. Habeis ya entendido el órden?

Carras. Sin discreparle palabra.

Franc. Fia de nuestro denuedo,
que yo y estos camaradas,
con la industria prevenida,
apénas la puerta abran,

apénas la puerta abran, quando se la ganarémos.

Ortiz. Si á nuestro esfuerzo se encarga, verá el Sol ántes que dore las cumbres de las montañas, ó nuestras vidas perdidas, ó sus defensas ganadas.

Port. Pues ya estamos á la mira, cese el rumor de las caxas, y el ruido de los clarines, que con dulces consonancias son páxaros de metal, que hacen á la Aurora salva; y puesto que nos hallamos

á vista de las murallas, quede la Caballería oculta en la enmarañada espesura, que á la vista es padrastro de esmeralda, que yo con ducientos hombres (que Españoles estos bastan) me emboscaré en esa Ermita, que está á la puerta cercana; porque en poniendo de frente los hombres que solo alcanzan á cubrir su vuelo, unas filas á otras filas tapan, y en linea recta bien puede, aun despues que Apolo salga, la Ermita ocultar á todos; porque en estando ganada

12

la puerta, acuda con ellos á mantenerla y guardarla. Carras. Yo vengo tan disfrazado, que al verme con esta traza no dirán, sino que soy Carretero de la Mancha: ya en esa emboscada tengo el carro lleno de paja: qué habemos de hacer con él? Port. Tú á tiempo que rompa el Alba tantas azules cortinas á transportines de nácar, al ir á entrar por la puerta los caballos desenlaza del tiro, con aquel muelle, que artificioso los ata; y fingiendo entónces, que ellos desbocados se disparan, has de procurar, que quede parado el carro en la entrada de la puerta; de tal modo, que quando el rastrillo caiga, quede suspenso en lo fuerte de las ruedas y las tablas: que no habiendo allí caballos que tiren de él, cosa es clara, que no es fácil apartarle; y mas si entónces las armas juegan Francisco y los suyos; pues acudiendo mi saña con la poca Infantería, que alli se queda abocada en la Ermita, entrar podrémos, sin que inconveniente haya, por debaxo de las ruedas. Y si la puerta se gana, en quanto yo la defiendo, tú, Francisco, con tu Esquadra has de subir al Torreon, que corona la muralla, y levantar el rastrillo; porque pueda entrar formada la Caballería, que detras de este bosque aguarda, y de allí la Artille fa volveréis contra la Plaza; porque si esta no se toma, segura la retirada

tengamos allí al abrigo de sus bombas y sus balas. Estos seiscientos Caballos, desde el bosque en grupa traigan otros seiscientos Infantes, que en dos cuerpos se repartan, echando pie á tierra, en tanto que estos con erfuerzo hagan tiempo, hasta que llegue el grueso, que tiene por retaguardia. Pues cogiéndolos dormidos, y entrando por calles varias gruesos cuerpos de mi gente, aclamando viva España, el susto y la turbacion tengo por cosa asentada, que ni les dará lugar á defensa ni á ventaja, ni á ver los pocos que somos para una empresa tan alta. Pero por vida del Rey, que si alguno se desmanda à pillage ó saco, en tanto, que no esté ya asegurada la Plaza, y cruzado el viento con las Católicas Aspas, le he de quitar yo la vida; porque otro alivio no hallan empresas como estas, quando por acaso ó por desgracia no pueden ser conseguidas, que haber sido bien pensadas. Y Dios nos dé esta victoria, que en empresas temerarias, el modo de conseguirlas, es el no considerarlas. Franc. Si hará, confianza en Dios, supuesto que te acompañan mas de seiscientos Caballos entre Bridas y Corazas, y dos mil Infantes. Ortiz. Y es, como quiera la distancia à veinte mil hombres, que

dentro pueden tomar armas? Franc. Qué importa, si son Burgeses? Carras. No andemos en pataratas, los muchos siempre son muchos, aunque sean unos mandrias;

pero usted qué lleva? Franc. Nueces, que les han de salir caras. Carras. El Capitan de las nueces me parece que te llaman ya en Flandes, y que por eso dirá en adagios la fama: que el ruido es mas que las nueces. Port. Amigos, ya el dia raya; á su puesto cada uno, que de mirar tan cercana la dicha ó desdicha, todo el pecho se sobresalta. Carl. Con mi espada y mi persona te sirvo contra mi Patria, y si he callado, es porque en ocasion tan bizarra, donde están prontas las obras, ociosas son las palabras. Port. Amigos, nuestro es el dia. Franc. A executar lo que mandas voy: ea, amigos, valor. Todos. Verás tu empresa lograda, ó hemos de morir contigo. Carl. Hoy se logró mi venganza. Carras. Hoy el carro me ha cogido, si sale la industria mala. Port. Hoy es el dia en que ciño de laurel mis esperanzas. Vanse. Sale un Sargento Frances, Ricarte y Soldados Franceses, y van poniendo en el cuerpo de guardia alabardas y mosquetes, y toca un clarin. Sarg. Puesto que á romper el nombre hace seña la Alboreada, venga, que al abrir la puerta he de entregarle la guardia. Ric. Mala vida es ser Soldado, yo mejor sirviendo estaba á Cárlos. Sarg. Qué es lo que dice? Ric. Que no le replico nada, seo Sargento, que á ser posta, vengo yo como una bala. Sarg. En el cuerpo de guardia ahora vaya poniendo las armas: ha centinela del muro?

ha del muro?

Sale un Soldado en lo alto. Sold. Quién me llama? Sarg. Ved si para abrir la puerta segura está la Campaña. Sold. Solo en ella se divisan unos Villanos, que aguardan para entrar con bastimento. Ric. Yo cobraré mi pitanza. (Vase. Sarg. Pues yo voy á abrir las puertas. Ric. El señor Sargento vaya, que yo hago aquí centinela. Descubrese la puerta, y salen el Sargento, Francisco y su gente. Sarg Buenos dias, gente honrada. Franc. Su merced los tenga buenos. Ortiz. Y Dios le dé buena Pasqua. Todos, Loado sea Dios. Sarg. Qué traen aquí? Franc. Nueces y manzanas á vender. Sarg. Serán muy buenas? Franc Si, como no salgan vanas. Ortiz. Tome su merced con tiento, que con su trabajo gana de comer un pobre hombre, dando gritos por las plazas. Ric. Podrida es esta. Franc. Carrasco mucho con el carro tarda. Sarg. Buena fortuna han tenido en entrar su hacienda salva hasta aqui, porque Españoles dicen que en la tierra andan. Franc. Ay, señor, si nos cogieran! Ortiz. Qué gente tan desalmada! Dent. Carras. Só, caballos del demonio. Sarg Qué es esto? Ric. Un carro de paja, que entra por la puerta. Carras. O, todos los demonios os llevaran! Só, caballos de un ladron. Ric. Si son vuestros, camarada. Franc. Bueno va, pues debaxo del rastrillo el carro pára. Sarg. Hombre, anda con ese carro, que la puerta embarazada tienes.

Carras.

Carras. Cómo quiere usted que ande, si se me disparan con mas de seis mil demonios los caballos ó las hacas? Sarg. Ande, y sea como fuere. Carras. Seo Sargento, brava, brava, sin caballos ha de andar? Sarg. Ande, o vive Dios, que haga con esta alabarda puerta todo su pecho. Carras. Fanfarria. Sarg. De donde eres, o quien eres? Carras. Pues, hombre, acaso te casas conmigo, que eso preguntas? Sarg. Vive Dios, si no mirara::-Carras. Vés aquí, que ya no miras. Dispara Carrasco una pistola, cae el Sargento, y los Españoles echan mano á las armas del carro y del cuerpo de guardia, y cae el rastrillo, y quédase sobre el carro. Sarg. Muerto soy. Franc. Ea, camaradas, á ellos. Unos. Traicion, traicion.

Otros. Al rastrillo, á la muralla. Franc. Ya cayó el rastrillo, pero detenido con las tablas del carro, á los Españoles entrada dexan.

Todos. Arma, arma. Salen por debaxo del carro Portocarrero y los suyos.

Port. Pues ya se empezó el ataque, y la puerta está ganada, à defenderla, Españoles: ese rastrillo levanta, Francisco, entrarán por ella los Caballos que se avanzan. Sold. Ya se levantó el rastrillo. Port. La acción mas desesperada es defender esta puerta. Sold. Ya entran todos. Todos. Arma, arma. Caxas. Entranse acuchillando, y salen el Conde y Ernesto. Conde. Qué es esto, Ernesto? Ern. Señor,

que la Ciudad ocupada de Españoles está. Conde. Como? yo sabré recuperarla, muriendo.

Ern. Ya es imposible, pues de las calles y plazas son dueños; mejor será que vuestra Alteza se vaya.

Conde. Cómo es posible que yo, dexando dentro á Madama, me ausente?

Ern. Como es mejor salir, para rescatarla vos, que el quedar los dos presos. Conde. Si eso aconsejan las canas,

no el valor ; y vive Dios, pues el caso os desengaña, de que vuestros fueros son de vuestra pérdida causa; pues si Soldados hubiera, nunca la empresa lograran: que yo me retiraré, mas será mi retirada, saliendo con los que pueda del Batallon de mis Guardias, espada en mano, y á ellos, que en fin lidiando se salva, aunque sin provecho lidie, el provecho y la desgracia; y si á Madama me dexo, es por volver á cobrarla juntamente con Amiens, con todo el poder de Francia. Vase.

Salen por un lado los Españoles, y por otro las Damas. Nise. Pidamosle buen quartel. Todos. Vuestra clemencia nos valga. Port. Nadie ofenderos procupa, que nunca contra las Damas los Españoles aceros cortan.

Sale Francisco del Arco. Franc. Ya toda está llana la Ciudad á tu obediencia; pues que de ella el Conde falta, que espada en mano rompiendo quantos Batallones halla,

Por su Rey y por su Dama. salió de la Plaza. Sale Cárlos. Carl. Donde se malogró mi venganza, no pudiéndole alcanzar. Port. Antes de pasar á nada, lo primero es, que una escolta sirviendo vaya á Madama hasta dexarla en Perona. que no quiero disgustarla, en que esté del señor Conde solo un instante apartada. Mad. Aunque estimo, como es justo, hidalguía tan bizarra, no me he de partir tan presto, que no dexe executadas vuestras bodas, siendo yo Madrina; y pues ignorancia fuera, viendo esta fineza, extrañar por quien se haga, yo haré con Ernesto, que tenga por bien empleada

la mano de Serafina Carl. Cielos, ya sin alma vivo. ap. Port. Yo solo procuro, pues que vos sabeis mis ansias, y mi palabra he cumplido, que me cumpla su palabra. Seraf. Sí haré, si mi padre gusta. Ern. Y yo estoy á vuestras plantas en albricias. Port. Cárlos, vuelve á Dorlan, de aquí te aparta, que no quiero que conmigo lo que con el Conde hagas. ni que tu retrato busques, pues en mi poder se halla. Carl. Armas di contra mi mismo. Todos. Y aquí tiene fin la hazaña, que hizo el famoso Hernan Tello por su Rey y por su Dama.

## FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallará esta, y otras de diferentes Títulos. Año 1770.